



















## LA MÚSICA

2

## POEMA,

POR

D. TOMAS DE YRIARTE. Friente y Oropera, Tomas de

Nihil est tam cognatum mentibus nostris quam numeri atque voces, quibus et excitamur, et incendimur, et lenimur, et languescimus, et ad hilaritatem, et ad tristitiam saepe deducimur.

Cic. De Orat. Lib. III.

TERCERA EDICION.

CON SUPERIOR PERMISO,
EN MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
MDCCLXXXIX.



## PRÓLOGO.

Desde que concebí el designio de escribir el presente Poema sobre la Música, resolví por mui fundadas razones abstenerme de dar á luz una obra, que, sin captar aplausos del público, ni provocar su censura, debía servir privadamente sólo para mi diversion, y acaso para la de algunos Amigos aficionados al arte músico. Este era por cierto mi propósito; y en efecto le hubiera cumplido, si un Personage que baxo el inmediato patrocinio de nuestro augusto Monarca se complace en fomentar á los estudiosos, no se hubiese dignado de alentarme á continuar y concluir mi Poema, honrando con su estimable aprobacion el plan y los tres primeros Cantos de él, y extendiendo su benignidad hasta desear se imprimiese à lo ménos aquella parte ya trabajada, en caso de que no me hallase en ánimo de finalizar las restantes. Este poderoso influxo, que desde luego sué bastante para empeñarme en acelerar la conclusion de la obra empezada, no lo fué ménos para que la publicacion de ella me pareciese ya igualmente grata que decorosa, haciéndose de órden y á la sombra de un Protector tan señalado; y para que después haya procurado acreditar de algun modo mi reconocimiento con encargarme del cuidado de la edicion, y con dedicar los posibles esmeros á hacer mi escrito ménos indigno de la superior calificacion que

ha logrado.

II. Tal ha sido el motivo de publicarse ahora esta composicion métrica. Pero el que ántes me había animado á emprenderla, fué principalmente la consideracion de que entre las artes y ciencias que varios Ingenios antiguos y modernos han tratado en Poemas didácticos, era de estrañar hubiese estado como desairada la Música; pareciendo este olvido tanto mas injusto, quanto su hermana la Poesía ha merecido que Horacio, Vida, Boileau y otros Poetas hayan explicado su doctrina en verso.

III. No bien empecé á indagar si había algun Poema escrito sobre esta no vul-

gar materia, quando me acordé de haber visto el Poemita Latino del P. Francisco Antonio Le Fevre, intitulado Musica, CARMEN, impreso en Paris en 1704. y reimpreso en la Coleccion publicada allí mismo en 1749. con el título de POEMATA DI-DASCALICA. Reconociendo aquella obrita, que no llega á 400 versos, contemplé que si la extension, solidez y utilidad de los preceptos que contiene, correspondiesen á la elegancia de su estilo y fluidez de su versificacion, sería inútil el trabajo de quien de nuevo quisiese escribir en verso sobre la Música; pero me persuado á que los inteligentes que exâminen aquel Poema, le hallarán tan diminuto, que apénas le creeran digno del nombre de didactico, pues en él las exôrnaciones mitológicas ocupan todo el lugar que debía destinarse á la explicacion de los principios musicales.

IV. El Abate Du Bos, que entre sus cuerdas Reflexiones sobre la Poesía y la Pintura insertó algúnas acerca de la Música, cita en la seccion xlvi. de su primera parte un Poema en quatro Cantos, que trata de esta facultad, dado á luz en 1713. Se ha

hecho tan raro, que no se hallaba en libreria alguna pública de Paris, hasta que la diligencia de sujetos que por favorecerme han querido encargarse de buscarle, le descubrió en una copiosa biblioteca particular, bien que nó de la impresion de 1713. que menciona Du Bos, sinó de ótra hecha en la Haya en 1737. He adquirido, y conservo una copia manuscrita de aquel Poema, el qual está escrito en versos pareados Franceses, y sin nombre de Autor. Redúcese á una exposicion histórica (bien que en estilo verdaderamente poético) del estado y progresos de la Música en Francia, y á un paralelo de la Francesa con la Italiana, en que, sin agraviar á aquélla, se defiende la causa de ésta, conciliando las opiniones de los partidarios de úna y ótra, y procurando el Autor convencer á un personage que introduce con el nombre de DAMIS, preocupado á favor de la Francesa, y contra la Italiana. Por consiguiente, prescinde aquel Poeta anónimo de toda la parte doctrinal del arte, y se cine á una question subalterna, y nó de la mayor importancia, ilustrando su asunto con pensamientos ingeniosos, y con reflexiones que le acreditan de hombre instruido en la ciencia musical, pero que no se había propuesto enseñarla, ni aun describir sus

principales partes.

V. Sólo estos dos Poemas sobre la Música han llegado hasta ahora á mi noticia; pues no deben llamarse táles ciertos fragmentos de Poetas que por incidencia han escrito algo acerca de aquel arte, como el Canónigo Bartolomé Cairasco de Figueróa, que en su Templo militante, parte ii. puso por preámbulo á la vida de San Leon Papa un elogio de la Música en una Cancion, de la qual se hallan insertas quatro estancias en el tomo viii. del Parnaso Español, donde se asegura que no cabe descripcion mas comprehensiva de la Música. Cairasco, que manifestó en toda su obra grande invencion poética, y suma facilidad en la versificacion, habló en aquel lugar mas como Poeta que como Músico, mereciendo disculpa, pero nó alabanza: y sin duda intentó hacer el mas superficial elogio, y nó la descripcion mas comprehensiva: porque, á no ser así ¿quién podría perdonarle que,

entre otras equivocaciones, hubiese dicho, por exemplo, ser la Música concordia de voces.... que no admite discordia, quando á nadie se oculta que aquélla se compone, no sólo de consonancias, sinó tambien de disonancias, que agradan extraordinariamente si se usan con inteligencia? Ademas de que la concordia, ó la discordia de las voces unicamente constituyen una de las partes de la Música, que es la Harmonía; pero nó la Melodía, que es la parte primera y esencial del arte, la qual no pide mas que una agradable succesion de sonidos formados por una voz sola sin ótra que concuerde, ó discuerde con ella. Esto he querido apuntar ligeramente, para que se conozca quan arriesgado y dificultoso es, aun para Escritores del mérito de Cairasco, tratar de una facultad de cuyos principios no se tiene bastante conocimiento, y quan poco segura debe reputarse en semejantes materias la decision de los imperitos.

VI. Entiendo, pues, que en nuestra lengua Castellana no se ha publicado Poema alguno compuesto de propósito sobre la Música: y si por ser nuevo este asunto,

merece tal qual aceptacion quien le emprende; por ser tan arduo, merece tambien alguna indulgencia quien, como yo, no le desempeñe acaso á satisfaccion de los Lectores inteligentes y de acreditado buen gusto, á los quales pertenece exclusivamente dar voto fundado acerca de las obras del ingenio.

VII. Y á la verdad, toda la particular aficion que siempre me ha debido aquella ciencia, y todo mi eficaz deséo de dar alguna idéa de sus admirables gracias y utilidades se necesitaban para no desmayar en una obra llena de escollos tan difíciles de evitar como

fáciles de conocer.

VIII. No ignoran los Músicos instruidos que entre los libros publicados en prosa sobre su arte, son rarísimos los que le explican metódica y completamente, y que ninguno hai que no requiera yá la viva voz del Maestro, yá un gran número de exemplos escritos en Música. De aquí inferirán quánto mas aventurado debe ser el acierto en un tratado en verso, destituido de estos auxílios. Reflexíonarán que apénas basta el mas atento cuidado para usar siempre

entre otras equivocaciones, hubiese dicho, por exemplo, ser la Música concordia de voces.... que no admite discordia, quando á nadie se oculta que aquélla se compone, no sólo de consonancias, sinó tambien de disonancias, que agradan extraordinariamente si se usan con inteligencia? Ademas de que la concordia, ó la discordia de las voces unicamente constituyen una de las partes de la Música, que es la Harmonía; pero nó la Melodía, que es la parte primera y esencial del arte, la qual no pide mas que una agradable succesion de sonidos formados por una voz sola sin ótra que concuerde, ó discuerde con ella. Esto he querido apuntar ligeramente, para que se conozca quan arriesgado y dificultoso es, aun para Escritores del mérito de Cairasco, tratar de una facultad de cuyos principios no se tiene bastante conocimiento, y quan poco segura debe reputarse en semejantes materias la decision de los imperitos.

VI. Entiendo, pues, que en nuestra lengua Castellana no se ha publicado Poema alguno compuesto de propósito sobre la Música: y si por ser nuevo este asunto,

merece tal qual aceptacion quien le emprende; por ser tan arduo, merece tambien alguna indulgencia quien, como yo, no le desempeñe acaso á satisfaccion de los Lectores inteligentes y de acreditado buen gusto, á los quales pertenece exclusivamente dar voto fundado acerca de las obras del ingenio.

VII. Y á la verdad, toda la particular aficion que siempre me ha debido aquella ciencia, y todo mi eficaz deséo de dar alguna idéa de sus admirables gracias y utilidades se necesitaban para no desmayar en una obra llena de escollos tan difíciles de evitar como

fáciles de conocer.

VIII. No ignoran los Músicos instruidos que entre los libros publicados en prosa sobre su arte, son rarísimos los que le explican metódica y completamente, y que ninguno hai que no requiera yá la viva voz del Maestro, yá un gran número de exemplos escritos en Música. De aquí inferirán quánto mas aventurado debe ser el acierto en un tratado en verso, destituido de estos auxílios. Reflexionarán que apénas basta el mas atento cuidado para usar siempre

las voces facultativas en su verdadera acepcion; fixar el significado de las múchas que hai equívocas, porque denotan tres ó quatro cosas mui diversas; no incurrir en el extremo de decir mui poco para los peritos, ó en el de decir demasiado para los que no lo son; prescindir así de las parcialidades nacionales, como de las opiniones y sistemas encontrados; y elegir en materia tan vasta solamente lo preciso, y lo que mas se adapte á la expresion poética; pues como un Poema no es un método para aprender, ni una disertacion para ventilar questiones, conviene ceñirse á lo que insinuó Virgilio en sus Geórgicas:\*

Non ego cuncta meis amplecti versibus opto.

Y en efecto, se equivocaría tánto el que esperase hallar en las mismas Geórgicas todo lo que conduce á la Agricultura, como el que pretenda que en este Poema se encierren otros preceptos que los generales de la Música.

IX. Aunque los Argumentos puestos al principio de los cinco Cantos manifiestan

<sup>\*</sup> Lib. II. v. 42.

individualmente quál es el plan de cada uno de ellos, será útil resumir aquí por

mayor el de todo el Poema.

El Canto I. ofrece una idéa de los elementos del arte, reduciéndolos á dos principios: sonido y Tiempo. El sonido se considera yá segun la Melodia, á la qual pertenece la division de las escalas diatónica y cromática, la formacion de los modos mayor y menor, la extension de los sonidos apreciables al oido humano, y el uso de las claves; yá segun la Harmonia, á la qual corresponde el conocimiento de los intervalos consonantes y disonantes, y de las posturas que de ellos se componen. El TIEMPO se considera yá respecto al compas binario, ó ternario; yá respecto al diverso valor ó duracion de las figuras, ó yá, enfin, respecto al aire ó movimiento que se da al compas. Este Canto I. como que es la basa de los quatro siguientes, y su contexto, puramente didáctico, con dificultad permite amenizarse, pide mas que ninguno la seria meditacion del Lector; y debe por consiguiente deleitarle ménos que los ótros: bien así como en los buenos dramas el primer acto destinado á

la exposicion de los caracteres, y anterior situacion de las personas, exige indispensablemente la principal atencion del audito-

rio, instruyéndole antes de recrearle.

El Canto II. trata de la expresion de los varios afectos, dando reglas particulares para el acierto en ella: y me persuado que en este punto he hecho algun servicio á los Compositores; porque, aunque muchos libros les enseñan los principios de su arte, y las leyes de Melodía y Harmonía, apénas hai alguno que establezca preceptos sobre el uso que deben hacer de ámbas para mover las pasiones, ni les explique en qué consiste ser una Música triste, ótra alegre, ótra marcial, ótra tierna; úna propia para excitar la compasion; ótra para convidar al sueño y á la tranquilidad; ótra, enfin, para lo tétrico y horrendo, &c.

En el Canto III. despues de probarse las excelencias de la Música con argumentos fundados en razon y en autoridad, se reducen sus principales usos á quatro, considerándola dedicada á Dios en el templo, al público en el teatro, á los particulares en la sociedad privada, y al hombre solo en

su retiro. \* Describese el carácter de la Música del templo, exôrnando este asunto con el elogio de los Restauradores de ella; con el de algunos célebres Compositores antiguos Españoles; con la noticia de las voces é instrumentos usados en el canto eclesiástico, y con la descripcion de una pública oposicion, segun hoi se practica en la Capilla del Rei.

El Canto IV trata por menor de la Música teatral, demostrando sus primores y sus defectos.

Y el V. dividido en dos partes, explica en la priméra la Música propia de las diversiones de la sociedad privada, como son Academias y Bailes; y en la segúnda, la utilidad y deleite de la Música en la soledad, así respecto al hombre que ignora el arte, como respecto al que le sabe. Indícase con este motivo qual debe ser el estudio de un buen Compositor; y se concluye proponiendo el establecimiento de una Acade-

<sup>\*</sup> En el Canto II. se describen las composiciones que pueden excitar el valor marcial; y por esto no se ha hecho mencion mas particular y señalada del uso que tiene la Música en la milicia.

mia ó Cuerpo científico de Música, en que se promuevan los adelantamientos de esta facultad.

X. En los elementos del arte mas he considerado la Música que exîste en la Naturaleza que la que hai, v. g. en el clave, ó en el violin: no trato de los métodos de solfear, que varían en algunas naciones; no explico menudamente todos los signos ó caracteres que se han inventado para escribir la Música; y enfin, doi por supuesto el conocimiento práctico del contrapunto, pues los Lectores de mi Poema, que no han de ser Compositores, no necesitan esta doctrina; y los que lo hayan de ser, no sólo no podrían aprenderla en mi Poema, aunque los cinco Cantos de él se convirtiesen en veinte, sinó que tampoco pueden llegar á adquirirla únicamente por libros, si les faltan lecciones vivas de un Maestro y exercicio mui continuado.

XI. Aun mas estraño parecerá á algúnos que, describiendo yo la escala diatónica y la cromática, omita la enharmónica. Pero los pócos que tienen idéa del género llamado enharmónico, son los priméros que

me disculparán de no haber entrado en la explicacion de él. Para que semejante género se verificase exâctamente, sería necesario que la octava en nuestro sistema moderno estuviese dividida, nó en cinco tonos y dos semitonos (como sucede en el género diatónico) ni en doce semitonos (como sucede en el género cromático) sinó en veinte y quatro quartos de tono.\* El número de teclas de cada octava del clave, y el modo que tenemos de templarle se oponen á esta division, y á otra qualquiera que se quiera establecer: de que resulta ser hoi el género enharmónico una especulacion á la verdad mui curiosa, y demostrable para los profundos observadores del arte; pero de tal delicadeza y dificultad, que aun en los libros en prosa llenos de cálculos y de exemplos suele y debe precisamente quedar obscura, y expuesta á altercaciones interminables. No negaré que ésta que he llamado especulacion, tiene algun uso en la práctica; pero los Facultativos con quienes hablo, y

<sup>\*</sup> Así opinan algunos Escritores de crédito, aunque ótros desaprueban esta division, y explican el género enharmónico de distinto modo.

que saben quál puede sér este uso, se harán cargo tambien de los motivos que he tenido para no creer necesaria ni posible en mi Poema la investigacion de aquel punto.

XII. Otros reparos de los que podrán oponerme los doctos que sínceramente deséen la perfeccion, estarán quizá salvados en algunas Advertencias, que, por no afear, ó dexar confusas las llanas del cuerpo de la obra, he reservado para el fin de ella.

XIII. Pero mi intencion en aquel Apéndice no ha sido tánto precaver objeciones, como dar á los Lectores mayor luz sobre ciertos puntos que se tocan en el Poema: á cuyo fin expongo únicamente lo que me ha parecido mas indispensable; y contentándome con citarles diferentes libros útiles que podrán consultar, rara vez traslado por extenso las autoridades que he tenido presentes; pues no quisiera imitar la importuna pedantería de los que copian los escritos ajenos para avultar á poca costa los suyos.

XIV. La última de las Advertencias con que creo haber ilustrado mi Poema, casi merece nombre de disertacion, porque en ella exâmino menudamente la aptitud de la lengua Castellana para el canto: asunto que desde luego será grato á los buenos Patricios por la justicia de una causa que tánto les interesa, quando no séa por consideracion al penoso êxámen en que me he empeñado para certificarme de los presupuestos que sirven de fundamento á mis proposiciones.

XV. Séame, pues, lícito esperar que los Profesores y Aficionados, entre muchas cosas que ya saben, y de que tratan frequientemente, hallen en este Poema algúnas sobre las quales tal vez no habrán hecho la debida reflexion. Por otra parte, me serviria de suma complacencia que los que ignoran la Música, pero que tienen gusto en la Poesía, no juzgasen del todo infructuoso el conato que he puesto en disminuir la aridez de la doctrina, introduciendo varios episodios y ficciones poéticas (nó puramente mitológicas;) y aunque haya preceptos que, por la necesidad de usar voces facultativas, no les parezcan bastante claros, observarán ótros muchos para cuya fácil aplicacion su buen discernimiento suplirá por el estudio científico. Así no desconfío de que la generalidad de los Lectores adquiera mediano conocimiento de ciertas delicadezas que, segun advirtió Ciceron\*, se ocultan á los poco versados en la Música, ó á lo ménos llegue á concebir de ella una idéa mas noble que la que suelen tener aquellas personas mal organizadas, que, despreciando los primores de las bellas artes, pretenden vengarse de la Naturaleza que los crió incapaces de sentirlos. Si consigo este fin, que particularmente me he propuesto, daré por bien empleada mi taréa, celebrando ser útil en algo, aun á costa de errar en múcho.

XVI. Sólo me resta exponer algunas de las razones en que me he fundado para la eleccion del metro en que compuse este Poema. Desde luego determiné usar verso de consonante: lo primero, porque, si un Poeta didáctico se toma el trabajo de poner los preceptos en verso, es para que se queden impresos en la memoria de quien los lee, y esto sin duda se logra mejor con el consonante que con el asonante, ó verso suelto: y lo segundo, porque, tratando del arte de la sonoridad, era preciso emplear la Poesía

<sup>\*</sup> Quam multa quae nos fugiunt in cantu, exaudiunt in eo genere exercitati! Cic. Acad. Quaest. lib. II. 7.

generalmente recibida por mas sonora. Después consideré que casi todas las especies de metros rimados admitidas en las lenguas vulgares padecen el defecto de la uniformidad, que cansa en una obra larga. Si los hêxámetros Griegos y Latinos logran aquella variedad enérgica que no fastidia ni descaece aun en el mas dilatado Poema, es principalmente porque en ellos no tuvieron los Homeros y los Virgilios la precision de completar el sentido al cabo de cierto número determinado de versos; y así, por exemplo, quando se les ofrecía componer una descripcion, alargaban à su arbitrio los períodos, empleando muchos versos; quando escribían una máxima ó sentencia, se ceñían á uno ó dos; hacían punto final donde les parecía; y en suma, acomodaban la versificacion á la cantidad de las cosas que tenían que decir. No así en nuestros tercetos y octavas, que obligan á reducir, ó amplificar los pensamientos para conservar el número y distribucion que se requiere en aquellas especies de composiciones métricas; lo qual sería fácil probar con los mas clásicos exemplos. Por esta causa sola, omitiendo

ótras varias, ningun género de verso he creido preferible al de Silva, que, en mi opinion, rëune quantas ventajas pueden apetecerse para el intento. Y si me abstengo aquí de referirlas, no es ciertamente porque créa esta question ajena de mi asunto, ni ménos porque carezca de razones con que apoyar mi dictámen, sinó porque quizá no parezca en mí apasionado ú sospechoso el elogio de aquella clase de versificacion, habiéndola usado en este Poema y en otros opúsculos publicados ó inéditos. Pero recordaré tan sólo dos apreciables circunstancias que en ella concurren: una es la variedad, agradable á qualquier oido que aborrezca la monotonía; y ótra la dignidad para asuntos nobles; pues aunque se adapta mui bien á los satíricos, familiares y burlescos, nó por eso conviene ménos al estilo serio y magestuoso; siendo, por consiguiente, mui adequado al didáctico, que es un medio entre el familiar y el sublime.

¡Oxalá correspondiese el desempeño de mi empresa á la novedad y delicadeza de su

objeto!

## ARGUMENTO DEL CANTO PRIMERO.

Elementos del arte músico.

Proposicion, é invocacion. I. Origen natural de la Música. II. Requisitos para el acierto en ella. III. Orden y division de la escala diatónica en modo mayor, y en modo menor. IV. Orden y division de la escala cromática. V. Multiplicacion de estas escalas: extension de los sonidos que llaman apreciables; y division de ellos con arreglo á las claves: de cuyo conjunto de principios resulta la Melodía. VI. Propiedades y carácter de la Harmonia; y naturaleza de los intervalos consonantes y disonantes. VII. Posturas compuestas de los mismos intervalos; y progreso que por medio de ellas sigue la Harmonía. VIII. Principio físico de la resonancia de una cuerda sonora, en que parece se funda lo apacible de las consonancias, y lo desapacible de las disonancias: y primera idéa que pudieron tener los hombres de la Harmonia, o canto concertado. IX. Episodio histórico de la decadencia de las artes desde la irrupcion de los Godos: renovacion de ellas, y particularmente del sistema músico, empezado á restablecer por Giido Aretino; y perfeccion moderna del arte del contrapunto: con lo qual concluye la primera parte; que trata de la Música considerada en quanto al sonido.

X. Segunda parte, en que se considera la Música por lo que respecta al tiempo. Natura-leza del compas: expresion y energía que da al canto. XI. Division del compas en sus dos especies binaria y ternaria; y varia duracion de las voces, explicada con notas ó figuras de diverso valor. XII. Aires y movimientos que se dan al compas sin alterar su medida y proporcion. XIII. Pausas y esperas que equivalen á notas vivas. XIV. Inutilidad de estos y otros preceptos del arte, quando el Compositor carece de sensibilidad y genio estudioso.





Mide y combina el tiempo y el sonido. CANTO I.

## LA MÚSICA, POEMA. CANTO PRIMERO.

Las marabillas de aquel arte canto Que con varia expresion, grata al oido, Mide y combina el tiempo y el sonido. Sabia naturaleza, que al encanto De la divina Música sensibles Formaste las vivientes criaturas, Díctame tus preceptos infalibles; Que si tu luz y auxîlio me aseguras, Podrá el acento de la musa mia Imitar de su asunto la harmonía. Tú sola, tú me bastas; y no imploro Fantásticas Deidades de la Grecia. Quien te sigue, las fábulas desprecia; No confía en Apolo, ni en su coro; No invoca á las Sirenas; ni averigua Si halló la flauta Pan, el Dios de Arcadia, Ó la trompeta fué invencion Paladia; Si á la cítara antigua El naufrago Arion la vida debe,

Y Terpandro apacigua
Con su lira el tumulto de una plebe;
Ó si, atrahiendo los peñascos duros,
Sabe Anfion á Tébas poner muros,
Y suspender Orféo
Á los hombres, las fieras, y el Letéo.
Ya tus verdades sólidas me llaman,
Y ellas, nó falsos Númenes, me inflaman.

I. Las varias sensaciones corporales,
Del corazon humano los afectos,
Y aun las mismas nociones ideales,
En diversos dialectos
Se expresan por los órganos vocales.
Pero si, estando el ánimo tranquilo,
Inspira simples y uniformes sones;
Quando se halla agitado de pasiones,
Nueva inflexion de acentos da al estilo:
El tono de la voz alza y sostiene;
Tan pronto le retarda, ó le acelera;
Tan pronto le suaviza, ó le exâspera;
Con enérgicas pausas le detiene;
Le da compas y afinacion sonora,
Y á su arbitrio le aumenta, ó le minora.

De tales grados de la voz proviene La natural declamación humana; Y de ésta el canto músico dimana,
Que es de ella imitacion, ya reducida
Á tonos fixos y cabal medida:
De cuya union resulta
Un idioma tan grato y persuasivo,
Que la nacion mas bárbara, ó inculta
Se rinde á su eficacia y atractivo.
Pero no solamente
En el hombre reside el don nativo
De expresar con el canto lo que siente

En el hombre reside el don nativo
De expresar con el canto lo que siente,
Sinó que su expedita
Voz, ó la de ingeniosos instrumentos
Los ruïdos imita

De que exemplo le dan los elementos.
El bronco son del mar embravecido,
Ó del viento el horrísono bramido,
De un arroyuelo el plácido mormullo,
De la tórtola amante el blando arrullo,
Y los trémulos ecos
Que en contorno despiden
Los hondos valles, ó los troncos huecos,
Con Música se entonan y se miden.

Los hondos valles, ó los troncos h Con Música se entonan y se miden. El humano artificio ya se empeña En copiar los gorgéos de las aves; Y el ruiseñor á executar le enseña, Que en cláusulas de libre melodía Precipitadas, lentas, altas, graves De sus afectos la expresion varía, Publicando sus quexas, iras, zelos, Sus amores, tristeza y alegría.

II. A imitar con el canto estos modelos Se inclina el hombre, al modo que procura Hacer con la Eloquencia y Poesía, Con el Baile y Pintura Otras imitaciones De diversos objetos é impresiones. Pero no nacen tódos Con órganos tan finos y perfectos Que con igual viveza los efectos Sientan del ritmo y musicales modos: Y en pocos hai las prendas superiores Que conducen del arte á los primores. Para el acierto en ellos se requiere Que desde luego el Músico aplicado Con estudio profundo considere La imágen y el dechado De la Naturaleza, sus aspectos, Su belleza real, y sus defectos. Después se necesita que la sienta; Que la admire, y se llene De las ideas que ella representa;

Que se deleite, y casi se enajene. Debe luego elegir lo mejor de ella, Lo mas precioso, mas florido y grato, Y no pintarla tosca, sinó bella, Dándola gracia, novedad y ornato: Y debe finalmente Obrar ligado á un plan, norma, ó sistema Unico, regular y consiguiente, Sin desviarse de su fin y tema. Así es preciso y justo Que concurran de este arte al exercicio La sensibilidad, ingenio y gusto Con la meditacion y con el juicio. ¡Encantadora ciencia, don del cielo, Recréo de la humana fantasía, De los males consuelo, Del alma fiel intérprete! permite Que tu hermana la dulce Poesía Investigar tus leyes solicite.

III. Las voces primitivas y esenciales Que diatónicamente se succeden Por grados ó intervalos naturales, Cuya serie se llama Escala, diapason, y tambien gama, De siete varias en rigor no exceden; Si bien, para ajustar la escala entera; Se añade octava voz, que es, en substancia, Una repeticion y consonancia Perfecta y justa de la voz primera; Pues aunque suena al doble mas aguda, De posicion, nó de carácter, muda.

Pero este diapason no se divide Por espacios simétricos é iguales: Hai semitonos, tonos hai cabales; Y alternando entre sí, segun lo pide La proporcion nó justa, pero grata, Dan á la gama division distinta. De primera, segunda, quarta, quinta Y sexta voz se sube á la inmediata Por intervalos cada qual de un tono; Mas de tercera á quarta se procede Por distancia de un solo semitono; Y lo mismo sucede De la séptima voz hasta la octava: De que puede inferirse con certeza Que desde el punto en que la escala empieza Hasta el agudo término en que acaba No son siete los tonos intermedios, Sinó cinco cabales, y dos medios.

Distribuida así, la escala forma El modo que mayor se denomina; Pero para el menor se la destina
Diversa progresion, diversa norma.
Entónces ya es preciso que aquel grado
De un semitono que al subir contaba
Entre tercera y quarta colocado,
Medie entre la segunda y la tercera;
Y el ótro de la séptima á la octava
Entre la quinta y sexta se transfiera.

IV. Con estas siete voces primordiales La lengua de la Música se explica, Bien como la Pintura sólo aplica Siete fixos colores cardinales. Y si entre ellos se buscan medias tintas Para dar mas realce á los objetos, Tambien los cinco tonos que hai completos, En dos partes distintas, Ó semitonos, se hallan divididos, Que á la escala diatónica añadidos, Otra escala cromática componen De intervalos que iguales se suponen: Y quando aquélla siete voces cuenta, Ésta las suyas hasta doce aumenta. ¡O tú, qualquiera cuyo torpe oido Entre dos voces distinguir no sepa

La que un espacio mínimo discrepa!

Goza, goza el placer de otro sentido.

La Música no pide tu dictámen;

Pues sólo ha reservado

Su afinacion al exquisito êxámen

Del mortal felizmente organizado,

Que aunque el tono por lineas se divida,

Sus partes sienta, y sus distancias mida.

V. Bien ordenados ya los varios sones, Van repitiendo iguales diapasones Hasta aquel punto mas agudo, ú grave Á que elevarse, ó deprimirse sabe, Conforme á sus alcances ó extensiones, La humana voz, y el dócil instrumento Con cuerdas animado, ó con aliento. Y aunque esta succesion tal vez pudiera Multiplicarse casi á lo infinito, À unos límites justos se atempera; Pues todo lo que excede En muchos tonos al agudo pito, Ó al mas profundo son del contrabaxo, Por la desproporcion de lo alto, ú baxo, Ni discernirse claramente puede Con el oido humano, Ni ménos entonarlo se concede Á las voces, al soplo, ni á la mano.

Resta, pues, que el total de los sonidos, A moderada suma reducidos, Se sujete á la norma de tres claves, Que hagan la distincion clara y segura De los altos, los medios, y los graves. Son tres en la figura; Mas trocándose en siete Por su diversa posicion ó asiento, Cada suerte de voz y de instrumento Tiene clave especial que la compete; Y á cada qual con ésta se señala Un punto fixo á que arreglar su escala. Tales son los principios de que nace Aquella succesiva canturía Que por sí sola place, Y por dulce se dixo Melodía. Ella los intervalos de la gama Diatónica y cromática pasando, Alterna el alto y grave, el fuerte y blando, Y por varias escalas se derrama Con giro artificioso Desde la voz que tónica se llama, Del canto origen, y final reposo. Priméro del Cretense laberinto Los rodéos y senos contaría, Que el progreso distinto

Con que de su principio se extravía La caprichosa voz, quando modula, Y por sonoros trámites circula.

VI. Pero si la ingeniosa Melopéa Tánto admira y recréa Entonando las voces una á una, ¿ Qué no hará la metódica Harmonía, Quando múchas rëuna, Y forme la completa sinfonía? No deleita con meras consonancias; Pues, felizmente osada, y oportuna, Aun suaviza las duras disonancias. No de otra suerte agrada en la Pintura Junto al claro color la sombra obscura, Ó en mesa regalada La mezcla de lo amargo y dulce agrada. De las combinaciones Gratas y consonantes, Que nacen del concurso de dos sones, Será la mas perfecta y la priméra La de dos voces entre sí distantes Por intervalo de una octava entera. Después sigue el sonido que se aparta De ótro una quinta; luego el que una quarta; El que cuenta el espacio de tercera,

Yá mayor, yá menor; y le succede
Aquel, enfin, que guarda la distancia
De sexta, y que tambien admitir puede
De mayor, ó menor la discrepancia.
Sólo estas siete especies hai acordes;
Pues todas las restantes
Son falsas y discordes,
Como segunda, séptima, tritono,
Y algúnas consonantes
Que, si las falta, ó sobra un semitono,
De diminutas, ó superfluas tienen
El propio nombre, y á trocarse vienen,
Por aquella razon, en disonantes.

VII. Quando de estos primeros agregados
De voces que consuenan, ó disuenan,
Dos, tres, ó más se juntan y encadenan,
Forman sus intervalos combinados
Harmónicas mixturas,
Ó compuestos, con nombre de posturas.
Y aunque de ellas gran parte
Debiera ser por sí desapacible,
Las previene, las cubre y salva el arte,
Con ótras consonantes las enlaza,
Interpola y disfraza,
Haciendo de esta suerte mas sensible,

14

Mas dulce y expresiva La salida ó cadencia succesiva. ¡ Quántas veces el canto simultaneo De voces contrapuestas y dispersas, Con progreso mudable y momentaneo, Por sendas bien diversas Va llevando el oido, Inquieto al mismo tiempo y divertido! Yá le promete una vulgar cadencia, Dexándole gozar la complacencia De que adivine; mas al fin le engaña Con distinta salida mas estraña; Yá la cláusula evita Con una suspension artificiosa Que no parece estudio, sinó olvido: Yá su curiosidad y anhelo excita, Retardándole el gusto apetecido; O con cierta reserva misteriosa Ni aun quiere darle indicios de que infiera La final consonancia que le espera.

VIII. Débil discurso humano ¡quién diría Que miéntras el oido facilmente Discierne bueno y malo en la Harmonía, No descubre tu êxámen diligente La física virtud que las posturas

Hace apacibles, ó convierte en duras! Si es propiedad interna del sonido, Si es costumbre, ó capricho del oido, El juicio filosófico lo duda; Y acaso de saberlo tánto dista Como de penetrar por qué al olfato Agrada mas la rosa que la ruda, Y por qué á nuestra vista, Mas que el pardo color, el verde es grato. La experiencia hasta ahora Sólo un principio natural sugiere; Pues si, quando se hiere Una cuerda sonora, Su octava y quinta, y su mayor tercera Tiemblan con evidentes vibraciones, Resonando tambien aquellos sones; Sin duda la Harmonía verdadera, Ó perfecta postura consonante Es la que de estas voces se compone, Ya que Naturaleza nos impone Una lei tan estrecha y tan constante. Pero ántes que el casual descubrimiento, Ó la curiosa observacion mostrara Esta derivación, que nos aclara

De la sonoridad el fundamento,

¿ Quién negará que el hombre conocía

El placer de la acorde sinfonía? Aquella Ninfa que en el mismo tono Á Narciso las voces repetía, Ficcion sué que provino De la idéa real del unisono. Dos páxaros que el canto peregrino Unían por instinto, ó por acaso, Y un concertado paso Formaban de intervalos consonantes. El exemplo del duo y su dulzura Dieron á los agrestes habitantes. Y aun éstos notarían, por ventura, Cómo del riachuelo la corriente Que entre guijas susurra bullicioso, Y en el bosque frondoso Las ramas agitadas del ambiente, Del cordero el balido. Del zángano el zumbido. Y de otros animales Las infinitas voces naturales, Llegando á concurrir por accidente, Causaban un ruïdo, Aunque à veces discorde, no molesto, Por lo alternado, vario y contrapuesto. Tal vez ésta sería La primera nocion de la Harmonía.

Que el canto simple transformó en compuesto.

IX. Mas ¡ o fatal destino de las artes, Cuyo adelantamiento ha padecido Siempre, y en todas partes, Dura persecucion, injusto olvido! Despues que florecieron en Aténas, Despues que en Roma las fixó Mecénas, ¡Quánto violaron sus antiguos fueros Mil bárbaras naciones De indóciles Guerreros Nacidos en las Árticas regiones! El depravado gusto echó raices: La Música, la noble Arquitectura, Poesía, Retórica, y Pintura, En un tiempo felices, Con las letras humanas, Las demas artes, y las ciencias todas, De Griegas, y Romanas Se trocaron en Vándalas, y Godas. Ningun asilo las quedó en la tierra, Al ocio abandonada, á la injusticia, Ignorancia, codicia, Y furor insaciable de la guerra. Al cabo de una noche tan obscura Las amanece mas sereno dia;

Y recobran à fuerza de cultura Gran parte de su antigua lozanía. La Pintura revive En un Corregio, un Rafael de Urbino, Un Ticiano, un Velazquez y un Pusino: La Arquitectura nuevo honor recibe De un Bramante, un Paladio y un Herrera: Triunfa la Poesía con un Taso, Un Milton, un Boileau, y un Garcilaso: Y así llega tambien la feliz era En que Güido Aretino Da nuevo ser al arte mas divino, É introduce su gama, Que siete siglos cuenta ya de fama: Afortunado invento Oue desde entónces pasa Por época en los músicos anales; Y precursor del auge y ornamento De aquella facultad, sirvió de basa Á las teóricas reglas inmortales De Zarlino, Salinas y Tartini, Rameau, Cerone, Kírchêr y Martini. Renació el contrapunto, Que ocultó la ignorancia, ó el descuido; Y á tan perfecto grado le ha subido De las prácticas obras el conjunto,

Que lo pondera un silencioso pasmo Aun mejor que el poético entusiasmo.

X. Pero, al fin, la Harmonía y Melodía, Faltando del compas la simetría, Son modificaciones del sonido, Que sólo constituyen una parte De las dos varias que contiene el arte. El tiempo, de mil suertes dividido, Es quien al canto, solo, ú concertado, Da expresa cantidad, alma y sentido; Pues duracion conmensurable tiene La voz en qualquier grado De elevacion, ó gravedad que suene: Y aun quando ella carezca De fixa entonacion y claro acento, Es preciso obedezca Á una justa medida y movimiento. Asi el tambor, aunque del bronco parche Un destemplado estrépito despida, Hace que á tiempo igual la tropa marche, Y lo tardo, ó veloz del paso mida. Asi tambien, batiendo Con impetu alternado el yunque fuerte Tres martillos, producen tal estruendo, Que aunque mal entonado,

Nos llama la atención, y nos divierte
Sólo con el golpéo acompasado.
Sin duda porque el tiempo bien medido
Á la Música da tanta energía,
La escuela de Pitágoras decía
Que era el compas varon, hembra el sonido.
Nace de este dichoso maridage
La harmónica y melódica belleza;
Y como el buen dibuxo al colorido,
Ó el buen metro al poético lenguage,
Así el compas espíritu y viveza
Infunde á todo músico pasage.

XI. La proporcion del tiempo se origina

De la misma que al número conviene;

Pues si éste par, ó impar se determina,

El compas sólo tiene

Dimension yá binaria, yá ternaria:

Y aunque por una práctica arbitraria

Compases diferentes se introducen,

Á dos géneros simples se reducen:

El uno cuyo tiempo es par, ó doble,

(Pues en dos movimientos se divide)

Y que hoi se llama el mas perfecto y noble;

El ótro que partido en tres se mide,

Desigual, imperfecto y claudicante:

Y en ambos con rigor se subdivide La duracion de cada breve instante. Con siete caracteres, distinguidos Sólo por su color, ó su figura, El arte nos indica quánto debe Prolongarse el valor de los sonidos. La nota principal, y que más dura, (Llamada semibreve) Todo un compas de quatro tiempos llena: Y por su fixa detencion se ordena La serie de las varias cantidades, Duraciones precisas, ó valores De las notas menores, Que se van abreviando por mitades, Y con tal progresion y tal medida, Que la nota postrera, Sesenta y quatro veces repetida, Es igual en valor á la priméra. Tódas, al mismo paso que padecen Del tiempo en la demora algun descuento, En el número crecen; Y de la duracion el detrimento Compensan y subsanan Con lo que así multiplicadas ganan.

XII. Mas ¿qué figura, larga, ó diminuta,

Señalando á las voces Una medida cierta y absoluta, Puede hacerlas pausadas, ó veloces En un grado invariable y positivo? Ningúna; pues la nota sólo observa Valor proporcional y respectivo Al impulso mas tardo, ú mas activo Que en el compas se toma y se conserva. A esta diversidad de movimientos Sirven de norma y guía Ciertos aires, yá rápidos, yá lentos, Con los quales el tiempo, sin que altere Lo esencial de su ritmo y simetría, Mas dilacion, ó mas presteza adquiere. Así tal vez hallándose una nave Ya del puerto á la vista, Sabe el Piloto que una milla dista; Pero el tiempo no sabe Que para navegarla se requiere; Pues segun sople el viento fuerte, ó suave, Hará que se retarde, ó se acelere; Y nunca habrá por eso hasta la orilla Mas ni ménos espacio que una milla.

La Italia, que á los signos musicales Leyes y nombres en su idioma ha puesto, Con Largo, Adagio, Andante, Alegro y Presto Distingue los cinco aires principales.

Grave, espacioso y lánguido el primero;

Ménos tardo el segundo, y reposado;

Con moderado espíritu el tercero;

El quarto, vivo, alegre y agitado;

Y el quinto, que veloz se precipita,

Y, mas que la carrera, el vuelo imita.

Entre estos cinco suelen los modernos

Inxerir otros aires subalternos,

Que en el compas, ó dilatado, ó breve,

Tan sólo causan diferencia leve,

Quales son el Largueto,

Prestísimo, Andantino y Alegreto.

XIII. No basta, enfin, al Músico que mida
Las harmónicas frases
Segun las dos especies de compases;
Que sus porciones mínimas divida
Con variedad de notas; y gradúe
Aquel aire y exâcto movimiento
Que las desmaya, ó las infunde aliento;
Muchas veces conviene que insinúe
Con las esperas y las pausas tánto
Como expresar pudiera con el canto.
Imitando el enérgico artificio
Con que el Griego Timántes

24

Al pintar de Ifigenia el sacrificio,
Despues que en las figuras circunstantes
Apuró del dolor las expresiones,
Quiso indicar del Padre el desconsuelo
Cubriéndole el semblante con un velo;
La Música tambien con suspensiones,
Usa un estilo enfático y sublime,
Que perdiera en hablar lo que suprime.

Pero silencios hai de dos maneras:
Únos tienen tan breves duraciones,
Que el nombre se les da de aspiraciones;
Ótros, que duran cláusulas enteras,
Se suelen distinguir con el de esperas:
Y como á notas vivas equivalen,
Logran en el compas justa cabida;
Y es fuerza las igualen
En el valor, el aire, y la medida.

XIV. Con estas oportunas reticencias
El tiempo adquiere variedad y gracia;
Y el sonido padece intercadencias
Que le dan gallardía y eficacia.
Mas ¡ quan en vano usar estos primores,
Y ótros no ménos útiles, intenta
El que no experimenta
Los suaves movimientos interiores

Que en un pecho sensible Debe causar la Música apacible! ¡Dichoso el que se inclina Á tal placer por su nativo genio, Y hermanando la ciencia y el ingenio, Del arte los prodigios exâmina, Proporciones recónditas calcula, Sus móbiles y causas especula, Y, enfin, de ellas deduce La teórica doctrina Que después à la práctica reduce! ¡Dichoso aquél que, quando asoma el alba En el Mayo sereno, Se complace en salir al campo ameno, Y oir la acorde salva Con que la ofrecen dulces xilguerillos Los obsequios mas gratos y sencillos! Quien goza este recréo, y de él se agrada, Quien funda en él su estudio, es quien traslada Al papel, ó al harmónico instrumento De los afectos varios el acento, Y habla á los corazones El idioma genial de las pasiones.



## ARGUMENTO DEL CANTO SEGUNDO.

## Expresion musical.

Oueda sentado al fin del Canto primero que de póco sirve á un Compositor la ciencia de los elementos ya explicados, si le falta la sensibilidad, de la qual procede lo que en la Música se llama expresion: y debiendo por consequencia tratar de esta el presente Canto, se finge en él correlativamente, no como episodio, sinó como parte mui esencial de la materia del Poema puesta en accion, que un noble Joven, diestrisimo en la Música, se introduce disfrazado en trage pastoril, y con el nombre de Salicio, entre los Pastores de la Arcadia, deseoso de ganar con su habilidad la gracia de la Zagala Criséa, tan conocida por su hermosura y esquivez, como por su aficion á la Música. Logra Salicio su intento; y Criséa, que ya se complace en ser su discipula, le pregunta en qué consiste la expresion musical, y cómo se representan y excitan con ella las sensaciones, afectos y pasiones humanas. Salicio satisface la curiosidad de la Pastora en un razonamiento didáctico, que abraza todo lo principal de esta dilatada materia

I. Esicacia que por si solo tiene el tono ú acento para la expresion y mocion de los afectos. II. Que especies de sensaciones y pasiones puede excitar la Música. III. Division de ellas en agradables y desagradables, segun se originan de los dos principios Deleite y Dolor. IV. La alegría, primera y mas natural sensacion que se expresa con el canto: reglas prácticas para la Música de esta especie. V. Calma y tranquilidad del espiritu; y carácter de la Música con que se expresa esta situacion, no menos que las imágenes gratas, y afectos tiernos que de ella nacen, como el amor sereno, la clemencia, la blandura, la inocencia, el placer de la vida del campo, el descanso, el sueño, &c. VI. Valor marcial y heroico, y que Música le corresponde.

VII. A las sensaciones agradables que dilatan el corazon, se siguen las desagradables que le oprimen. Quatro diferentes especies de tristeza, y medios de que se vale la Música para expresarlas. VIII. La ira, y qué Música la conviene. IX. El terror, y Música tetrica que le imita. X. Conclusion del discurso del Pastor Sa-

licio.

## LA WUSICA, CANTO SEGUNDO.

En la mas deliciosa Y mas poblada aldéa De la feliz Arcadia residía La Zagala Criséa, Que así como de hermosa Se llevaba entre mil la primacía, Tambien por desdeñosa Ganó justa opinion y nombradía. Con tal delicadeza De oido la crió Naturaleza, Y alma la dió tan dócil, é inclinada A sentir de la Música el encanto, Que en toda aquella rústica morada Sólo algunos Pastores Diestros en el tañido y en el canto Osaban aspirar á sus favores.

Pero quiso el destino

Que á la gentil Serrana

Viese un Mancebo principal, vecino

De una ciudad cercana,

Dotado de viveza y gallardía,

Y Músico extremado, á quien un dia La aficion á la caza Por entre aquellas selvas conducía. Apénas de la Ninfa se apasiona, En trage pastoril ya se disfraza; Ya sólo aspira á merecer su agrado; Ya la patria abandona; Dexa su nombre; toma el de Salicio. En sus ágiles dedos confiado, Y en su halagüeña voz, nuevo exercicio, Nueva mansion elige, y nuevo estado. Con la harmonía estraña Que resonar solía en la cabaña Del forastero, á divulgarse empieza La fama de su ingenio y su destreza. Concurren los Zagales, Que oyéndole, se admiran y suspenden, Y nuevos tonos de Salicio aprenden. El los raros secretos musicales, Discreto como afable, les explica; Perficiona después, y dulcifica Sus rabeles groseros, Albogues, cornamusas, y trompetas Humildes caramillos y panderos, Chirimías, dulzainas y cornetas. El, enfin, distribuye

A cada qual su parte; En el pronto manejo los instruye; Y en el difícil arte De unirse con acierto, Formando el mas unánime concierto. Salicio, qual caudillo, dirigía: Salicio en agradable poesía Tal vez les inventaba las canciones; Y del metro á las varias expresiones Apropiaba la acorde sinfonía. Era su alegre orquesta En aquellos confines El alma de los públicos festines; Ni en toda la floresta Se consagraban ya solemnidades En honor de las rústicas Deidades, Sin que en torno del ara El coro de Salicio resonara. Mil veces á las puertas de Criséa El fruto recogió de su taréa Con una repentina serenata; Y mil veces la ingrata, Al dulce sueño dulces treguas dando, Dexó, por escucharla, el lecho blando. ¡Venturoso Pastor, que de esta suerte Calmar pudiste el ceño

32

Del mas hermoso y mas tirano dueño!
Ya la tierna Criséa se divierte
En aprender las reglas de tu escuela;
Y con su grata voz y su vihuela
Quiere honrar las tonadas
Por ti mismo compuestas y ensayadas.

Un dia, enfin, quando á la fresca sombra De los robustos árboles de un soto Ámbos yacían en la verde alfombra, Lugar el mas remoto Del pastoril bullicio, Ella curiosa preguntó á Salicio, En qué virtud, ó misterioso arcano La impresion consistía Que en su ánimo causaba la harmonía; Y con qué arbitrios el ingenio humano Inventaba sonoras expresiones Para pintar imágenes tan vivas, Y las alternativas De encontrados afectos y pasiones. Él desde luego á responder empieza; Y las Ninfas del rio, Que aquel sitio sombrío Fertilizaba con su lento curso, Sacando de las aguas la cabeza, Le oyeron pronunciar este discurso.

"Mándasme referir, bella Pastora,

Efectos que se sienten y practican

Mejór que se exâminan y se explican.

Mas ¿qué no emprenderá quien fiel te adora?

¡Felice yo, si, qual te agrada el arte,

Mi enseñanza tambien puede agradarte!

I. La continua experiencia nos demuestra Que el tono ú el acento, Aun sin llevar medido movimiento, Ni sujetarse á riguroso canto, Tiene en el alma nuestra Tan activo poder, dominio tanto, Que persuade y conmueve De un modo natural, fácil y breve. Con él, aunque palabras todavía No pueda articular el tierno infante, Dolor expresa, enojo, ú alegría; Y el hombre, aunque se vea En la region mas bárbara y distante, El lenguage ignorando enteramente, Explica si deséa, Si espera, teme, se complace, ó siente. Quando un inmenso circo, un coliséo De los que en las ciudades populosas Son público recréo,

34 Retumba con mil voces tumultuosas, Bien que no se perciba Palabra alguna clara y decisiva, Tambien suele indicar el mero acento Si está el pueblo gustoso, ú descontento. Pues ¡quánto mas vigor y persuasiva El tono adquirirá, siempre que toma Numerosos vocablos de un idioma Con que exprimir los íntimos afectos! De esta causa nacieron los efectos Que en los antiguos Griegos producía La mas sencilla y pura melodía: Efectos prodigiosos, Que yo mismo llamara fabulosos, Si contigo no hablara, Dócil Criséa, que por ti conoces Adónde llega la eficacia rara De las templadas y medidas voces.

II. Mas no siempre la Música presenta Un traslado perfecto De toda sensacion, pasion, ó afecto Que el corazon humano experimenta. Con expresion mas señalada y propia Algúnas de ellas copia En que se halla contraste, movimiento, Gran rapidez, ó lánguida tardanza,
Diminucion, ó aumento,
Repeticion, ó súbita mudanza,
Claro y obscuro, esfuerzo, ú desaliento.
Quando una imágen se nos da del llanto,
No sabe el colorido
Imitar el sollozo, ni el gemido
Qual suelen imitarse con el canto.
Tampoco éste las lágrimas figura
Qual figurarlas puede la Pintura:
Y así cada arte ni lo expresa todo,
Ni lo puede expresar del mismo modo.

III. Si á la imaginacion por un instante Creer es permitido, la inconstante República de afectos y pasiones Partida veo en dos contrarios bandos: Uno, cuyos efectos, ó impresiones, Son agradables, deliciosos, blandos; Ótro que los produce turbulentos, Molestos, duros, ásperos, violentos: Y de estas dos facciones El Deleite, el Dolor tienen los mandos. Obsérvalas el arte diligente, Y á imitacion sonora las adapta. Priméro con las cláusulas que entona

El oido suspende y aficiona; Y este dulce soborno y aliciente Tánto su aprobacion y gracia capta, Que, al fin, libre y patente La entrada al corazon le proporciona.

IV. Desde luego la imágen placentera Se me presenta ya de la alegría. La música harmonía, Su mas leal y antigua compañera, Para obsequiarla, elige Modo mayor, brillante y decisivo, Un compas señalado, un aire vivo: Por la gama diatónica dirige Mas que por la cromática las voces, Haciéndolas resueltas y flexíbles; Y ántes sonidos fuertes y veloces Que delicados y durables usa. Empléa frases cortas, perceptibles: Prolixas pausas con cuidado escusa: La alegre melodía De la parte que canta Acompaña con varia sinfonía; Y aun la adorna con pasos de garganta, Que á una bizarra execucion convienen. Adequados la vienen

Los juguetes festivos y graciosos,
Compuestos de pasages caprichosos
En el estilo cómico, parlante,
Con un compas simétrico y saltante,
Propio de la burlesca pantomima,
Que al buen humor, y aun á la risa anima.
En cántico sujeto á leyes tales
Ufanos los mortales
Sus hazañas y glorias preconizan,
Se excitan en sus fiestas y recréos,
Y de sus esperanzas y deséos
El venturoso logro solemnizan.

V. Con no ménos poder nos embelesa
La Música, si expresa
Aquella situacion feliz de un alma
Que goza paz, serenidad y calma.
Entónces el estilo
En que suele explicarse la alegría,
Se copia en algo, en múcho se varía.
Ya es el aire mas lento, mas tranquilo,
Como el Adagio, el moderado Andante;
No mui obscuro el tono, ni brillante;
Sin que el canto se aleje demasiado
De su primera y natural escala;
Ni difícil, estraño y complicado

38 Olvide la expresion, y sólo ostente Artificioso lucimiento y gala: Al contrario, lo facil é inocente, Lo sencillo y lo claro Preferir debe á lo confuso y raro. Pide acompañamiento Que á media voz le ayude y le sostenga, De disonancias ásperas se abstenga, Y siga un mismo intento Con igual y uniforme movimiento; Pues la monotonía repetida Al sosiego y descanso nos convida. Este es aquel dulcísono concento Llamado por los sabios Eufonía, Que retrata á la humana fantasía Mil imágenes gratas y risueñas: De un recíproco amor las halagüeñas, Las constantes caricias; De la campestre vida las delicias; La amistad, la clemencia, la blandura, Y la quietud de una conciencia pura. Su dibuxo y colores Reserven la Estatuaria y la Pintura Para objetos reales y exteriores: Guarden la Poesía y la Eloquencia De voces y figuras la afluencia

Para idéas, discursos, descripciones; Mas ¿quién como la Música suave De expresar las internas sensaciones, Y moverlas tambien el arte sabe?

VI.¿Quién mejor que ella infunde en nuestros pechos Espíritu marcial, noble osadía Y pundonor que incita á grandes hechos? De magestuosa harmónica alegría Animada oigo ya la sinfonía, En un modo mayor, tono brillante, Y compas no arbitrario, Sinó siempre binario, Sujeto á un aire serio y arrogante, Qual es el justo y mesurado Andante. Sus notas firmes, claras, y distintas Suenan, por lo comun, acompañadas De octavas y de quintas, Y mayores terceras, Posturas señaladas, Nerviosas, varoniles y guerreras. Uniendo á la expresion la simetría, De dos en dos ordena sus compases; Y usa cortos períodos, ó frases Para que en la memoria del oyente Pueda la dominante melodía

40

Desde luego imprimirse fácilmente.

Estudie afeminados

Sonidos del cromático sistema

Quien tierno llore, quien cobarde tema:

Del canto los primores delicados

Y lozanos adornos execute

Quien sereno disfrute

Los regalados gustos del reposo;

Que al heroe belicoso

Sólo ha de sonar bien aquel acento

Que da valor, que anuncia el vencimiento.

VII. A las composiciones
Dulces ( ó amabilísima Criséa )
Con cuyas agradables impresiones
El ánimo se ensancha y se recréa,
En eficacia y variedad no ceden
Las que oprimirle y angustiarle pueden.
¡Con quánta propiedad, con qué viveza
En un modo menor, y un tono obscuro
La Música nos pinta la tristeza!
Y para obrar efecto mas seguro,
¡Con qué eleccion prudente y exquisita
El género cromático prefiere,
Y al Adagio, ú al Largo se limita!
Ni apresura las notas, ni las hiere

Sueltas y duramente señaladas; Ántes bien, repasándolas ligadas, En patético estilo las suaviza, Quando de únas en ótras se desliza. Y aun logra distinguir los diferentes Géneros, caracteres y accidentes Que en la tristeza caben. Si la imita Lánguida y consternada, Las voces obscurece y debilita: Tal vez por semitonos las degrada; Tal vez con el profundo y tardo canto Y con largos silencios nos traslada La imágen del quebranto Que suele ocasionar un dolor fuerte: Leve desmayo, grave parasismo Figurar sabe, y aun el trance mismo De la estrecha agonía y de la muerte. Mas si al abatimiento De un pecho melancólico no atiende, Y tan sólo pretende Ponderar lo cruel de su tormento, Ya la harmonía aumenta y fortifica, Interpolando alguna disonancia Que casi los oidos mortifica; Aunque ellos la aspereza y repugnancia Perdonan facilmente,

Si la expresion es justa y vehemente. Quando, por otra parte, Quiere pintar llorosa la tristeza, Qué fecundos recursos tiene el arte! Si hai algun corazon que á la terneza No dió jamas cabida, Resista ya, si puede, À aquella melodía que procede Con blanda entonacion, interrumpida De quiebros al suspiro semejantes, Ó que imitando flébiles gemidos, Exclama con sonidos Altos y penetrantes; Que en ellos largo tiempo se dilata; O repentinamente los remata Con lastimero acento, Como si la faltase ya el aliento.

Y quando á lo excesivo de una pena Corresponde agitado movimiento, Nótese cómo el canto desordena Su natural compas. Yá vacilante Contra tiempo modula; Yá las voces apénas artícula, Formando aspiraciones. Palpitante Se atrasa, se acelera, Los intervalos de su escala altera; Con sollozos se explica, con latidos, Y con ecos que salen oprimidos.

Así la mas alegre de las artes

Exprime la tristeza de mil modos:

Y aun suele á veces rëunirlos tódos;

Pues combinando harmoniosas partes,

Mezcla el abatimientó,

La inquietud, el martirio, y el lamento,

Con que no de otra suerte

Mueve que la poética elegía;

Pues la desgracia llora

De una insufrible ausencia, de una muerte,

Ó del rigor de una beldad impía;

Excita compasion, auxílio implora

En la guerra, el incendio y el naufragio,

La ruina, ó el pestífero contagio.

VIII. Tal es la variedad y la riqueza
Del concento sonoro.
Pero qué? ¿su tesoro
De elegancia se agota en la tristeza?
Nó: que en otra pasion aun mas se admira
Su copia de expresiones: en la ira.
Tan diferentes son como sus raptos
Los movimientos y sonidos aptos
Para su imitacion, cuya energía

44 Depende de una estraña melodía, De un gran contraste harmónico, Y mezcla de cromático y diatónico. Inopinadamente el canto vario Va alternando lo débil y lo fuerte, Lo agudo y grave. El modo se convierte En mayor, en menor. Compas ternario Al binario succede, ó al contrario. Tal vez el aire propio, que es el Presto, En Adagio, ú Andante se transforma: Ni la modulacion sigue la norma Del designio propuesto, Pues yá en saltos veloces, No ménos que violentos, se extravía Del primitivo tono Por los extremos de distantes voces: Yá de un pasage lleno de harmonía Transita de improviso al unisono, Simplificando así la melodía Para que obre eficaz en el oido Con ménos confusion, y mas ruido; Ó yá, enfin, afectando el desentono Que un arrebatamiento De cólera furiosa comunica Al natural acento, Súbitas disonancias multiplica.

Voces lentas y obscuras, Ó rápidas y claras, Discordantes posturas, Modulaciones contrapuestas, raras, Suma desigualdad de movimiento, Medios son con que el músico talento Nos retrata la ira..... No sólo la retrata: nos la inspira. Y si por grados el humano pecho Pasa de la impaciencia A la saña, al despecho, Al delirio, por fin, y á la demencia, Bien sucede otro tanto En el progreso del humano canto; Que aun á expresar los ímpetus alcanza Del odio, de la indócil entereza, De la discordia, zelos y venganza, Del temerario arrojo, y la fiereza.

IX. Mas no pudiera yo, gentil Pastora,
Representarte el grado mas sublime
Del arte musical imitativo,
Si me olvidase ahora
De aquel estilo enfático y activo
Que los efectos del terror exprime.
Paréceme que escucho ya el acento

46

Tardo, titubëante, convulsivo;
Helarse el curso de la sangre siento,
Embargarse la voz intercadente,
Herizarse el cabello, y de repente.....
Pero son ilusiones de la idéa.
Ah! perdona mi error, tierna Criséa:
Enajenóme la materia propia.
No soi aquí Pintor que al vivo copia
Temibles monstruos, hórridas visiones,
Ni trágico Poeta que estremece
Exâgerando tétricas pasiones:
Soi un Maestro que tranquilo ofrece
Un doctrinal resúmen
De lo que puede con el arte el númen.

Aquel modo menor que significa
Todo el afan que en la tristeza cabe,
Si se transporta á diapason mas grave,
Miedo, pasmo y horror tambien explica.
El aire universal debe ser lento,
Como de cada nota el movimiento,
Siempre que alguna causa inesperada
Nuevos motivos de terror no añada,
Que requieran impulso mas violento.
Ni se ha de señalar con demasía
El golpe del compas, porque no es justo
Observar estudiada simetría

En la turbada agitación del susto. Bien al contrario, el caprichoso gusto Contratiempos empléa, y suspensiones, Haciendo que alternadas se subsigan Figuras de diversas duraciones, Que sin órden se sueltan, ó se ligan. La voz, por otra parte, á los disones Del género cromático recurre; Y usa á menudo entonacion profunda: La orquesta en baxos igualmente abunda; Jamas en glosas frívolas incurre: Sólo el trino, y el tremulo mordente, Para expresar la conmoción, consiente. Y no siempre es debido que confunda El lúgubre carácter, y el horrendo: Éste pide por sí confuso estruendo; Aquél los ecos débiles del piano, Que im itan sordo estrépito lejano. Así el silencio de la noche obscura, Del árido desierto la aspereza, Ó el retiro, la sombra y la tristeza Del valle y la espesura, El asombro, pavor, remordimiento, Del malhechor cruel, sanguinolento, Que pálidas fantasmas se figura; El tedio de la vida, el doloroso

48

Aspecto de miserias y de males;
La muerte y aparatos funerales,
Tódos dictan al Músico ingenioso
Varios estilos de expresivo canto
Que agradar saben con el mismo espanto.

X. Mas yo, Ninfa adorada, ¿por qué abuso De la atencion que á mi discurso prestas? Quizá indiscreto fuí, quizá difuso En hablarte de músicas funestas. No fueron ellas, nó, las que me han hecho Conquistador de ese tirano pecho; Antes bien la apacible, La tierna melodía Fué quien de duro le trocó en sensible. Á mi rabel esta fortuna debo; Y no le trocaría Por la dorada citara de Febo. ¡Quan feliz y durable Desde ahora será, quan envidiable De nuestras voces y almas la harmonía, Si me permites que ose Llamarme tuyo al fin, llamarte mia!" Así dixo Salicio, Y la bella Zagala sonrióse. El cariño mas síncero y propicio

Se divisó pintado en su semblante:
En el del fino amante
Se asomaba la dulce confianza;
Y ajenos de artificio,
Desden, olvido, zelos ó mudanza,
Se encaminan gozosos á la aldéa
Salicio juntamente y su Criséa.

## ARGUMENTO DEL CANTO TERCERO.

Dignidad y usos de la Música; y especialmente el que tiene en el templo.

Introduccion de este Canto. I. Exposicion general de las prerogativas del arte músico; y division de sus varios usos en quatro clases, considerándole empleado en el templo, en el teatro, en la sociedad, y en la soledad ó retiro.

II. La Música usada en el templo por naciones antiguas y modernas. III. Carácter del canto llano. IV. Carácter del canto figurado. V. Carácter del canto de órgano. VI. Calidades de las voces humanas que componen el coro eclesiástico. VII. De los instrumentos usados en él, y principalmente del organo. VIII. De los generos de Música que se estilan en el templo, como alegre, deprecatorio, triste; y de las camtadas, villancicos y oratorios IX. Nombranse algunos famosos Compositores Españoles antiguos. Descripcion de una oposicion, segun hoi se practica en la capilla del Rei; insinuando de paso quáles son las circunstancias que constituyen la buena execucion instrumental. X. Exhortacion á los Jóvenes aplicados á la Música.

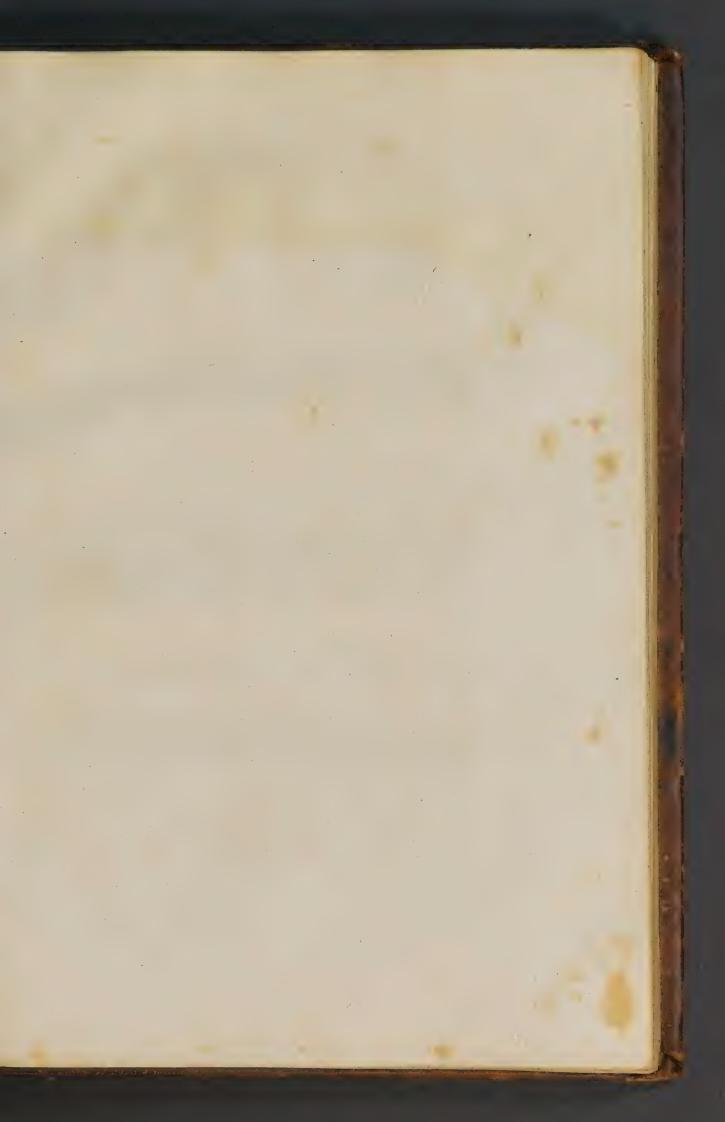



Ofrenda y sacrificio . Hace à la Religion de sus inventos En el uso de voces é instrumentos.

CANTO III.

## LA NIÚSICA, CANTO TERCERO.

Vosotros, ó Censores
Orgullosos y adustos,
Jueces tan insensibles como injustos,
Que el tesoro de músicos primores
Mirar soléis como recréo fútil,
Humilde profesion, y ciencia inútil,
Si acaso no os contiene
El fundado temor de que condene
El orbe entero vuestro juicio vano,
Y abatir presumís un exercicio
En que el ingenio y corazon humano
Hallan deleite unido al artificio,
Aprended en mis versos
Quál es su dignidad y usos diversos.

I. Bien cifrarse podría

La calificacion de su nobleza

Sólo en aquella estrecha simpatía

Que impuso la sagaz Naturaleza

Entre todo viviente, y la harmonía.

¿ Acaso limitó su dulce imperio

52 Á una sola nacion, á un siglo solo? Del uno al otro polo Uno y otro hemisferio Vasallage la rinden, y en la historia Se pierde por antigua su memoria. Aun ántes que invencion humana fuera, Innato don de los mortales era, Como el de la palabra; Pues si hallamos tal vez fiero habitante Que la tierra no labra, Que no pinta, ni esculpe, ni edifica, No escribe, ni navega, ni trafica, ¿En donde le hallaremos que no cante? ¿Qué rústico ignorante Sus fáciles canciones no acompaña Sin que reglas le den para que taña? ¿ Qué niño no serena Las lágrimas y el ceño, O no concilia el sueño Al son de la uniforme cantilena? Y en fin ¿por qué con hombres atestiguo, Si los mismos quadrúpedos, los peces, Si aun los insectos viles tantas veces Indicio nos han dado nada ambiguo De que los embelesan Los tonos de la Música suaves:

Y la tienen las aves Mas que mera aficion, pues la profesan? Pero aunque la admirable melodía Á la Naturaleza no debiera Tan alta aprobacion y patrocinio, La sabia Antigüedad defendería À todo el que la estudia y la venera. Sujetos al dominio De las gratas cadencias musicales Los Príncipes supremos, Legisladores, fuertes Generales, Y severos Filósofos verémos. Verémos que la Grecia Al insigne Temístocles desprecia Porque ignora el manejo De la lira: que Sócrates, ya viejo, Los rudimentos de pulsarla aprende: Que sus afanes bélicos suspende El Hijo de Peléo Para hallar en la citara recréo: Y nombre de divina á competencia Recibe aquella ciencia De Persas, Chinos, Tirios, Egipcios, Celtas, Árabes y Asirios. No fué capricho necio De aquellas antiquísimas naciones,

54 Ni lo es en las modernas, el aprecio Con que la han distinguido Entre las mas ilustres profesiones. Este sublime honor la era debido Por ingeniosa, por amena y varia, Y aun por útil tambien y necesaria; Pues si al hombre es precisa y conveniente La diversion honesta, ¿Quál pudiera elegir mas inocente? La de Baco, Diana, y el Dios ciego No pocas veces cuesta La salud, ó la fama, ó el sosiego: Nos cansa el baile, nos destruye el juego; El músico placer ni mortifica, 'Ni ocasiona inquietud, ni perjudica; Alimenta el ingenio, Al mismo entendimiento satisface, La fantasía excita, y al fin hace Sensible el corazon, dócil el genio. ¡Felices los que gocen Las delicias de este arte, si conocen Los bienes que él encierra!... Mas ya admiro, Entre sus principales usos, quatro: En el templo, en el público teatro, En sociedad privada, en el retiro. A mayor canto aspiro;

Y ya el nuevo argumento Parece que me infunde nuevo aliento.

II. Pues ¿quién de la harmonía Que conviene al santuario Pintar el artificio emprendería Sin un impulso casi temerario? ¿Quién citar los antiguos exemplares De pueblos infinitos Que la honraron cercana à los altares? Dieron con ella à los solemnes ritos Autoridad las Religiones todas, En fiestas, natalicios, funerales, Sacrificios y bodas, Ó implorando en los males Las piedades del cielo, O aplaudiendo sus bienes y favores, Y pregonando con ardiente zelo De su gloria y grandeza los loores. Así en Mémphis con tímpanos y sistros Á Osíris celebraban sus Ministros; Con sus harpas al Sol los Magos Persas; Los adustos Bracmanes á la Aurora; Y con la union sonora De flautas y de citaras diversas Tantas naciones á los Dioses Griegos

Ofrecían sus cánticos y ruegos.

Y tú, Pueblo escogido,

De santa Religion perfecto exemplo,

Tambien de santa Música lo has sido.

De Salomon en el inmenso templo

El acorde ruïdo

De címbalos, kinores,

Hazures, y nebeles,

Unido á centenares de Cantores,

Á Jehová rendiste obsequios fieles.

Hoi este culto mismo

Imita el fervoroso Christianismo,

Que instrumentos y voces

Consagra al Redentor que desconoces.

III. De los tres cantos que á este fin empléa, El que se dice llano, Coral, ó Gregoriano, Es por su magestad el mas conforme Á un sagrado lugar, y se solféa Con melodía simple y uniforme. Por intervalos fáciles procede Que séan entre sí poco distantes; Y consentir no puede Figuras en valor dessemejantes. De la propia manera

La natural escala Del género diatónico no altera; Y el movimiento iguala, Por establecimiento necesario, Con la medida del compas binario. Sólo de aires varía Segun pide lo clásico del dia: Y pues á cinco se reducen tódos, Tambien de cinco modos Son las festividades Á que aplica estas cinco variedades. Enfin, su canturía De los grados y límites del tono Fundamental apénas se extravía; Y el perpetuo unisono Sencillo y grave es toda su harmonía.

IV. Pero otra novedad, otras licencias
Tiene el canto que llaman figurado;
Y aunque siempre el dechado
Del canto llano copia;
Con mas ornatos borda sus cadencias.
Así las diferencias
De binario y ternario
Á su compas apropia;
Así tambien le parte de ordinario

58

En notas de diversas duraciones, Siguiendo de la letra el ritmo vario.

V. Quantas combinaciones Caben en la harmonía y melodía, Tántas el canto de órgano permite. Allí la sinfonía Instrumental con la vocal compite: Allí la sencillez del canto llano Distintos grados de expresion adquiere, Sin que se le adultere Con todos los adornos del profano. Y ¿qué discurso humano Sujetará á preceptos la prudencia Que hace de ambos estilos diferencia? No es obra, nó, del hombre: le ilumina, Sin duda, el mismo cielo À quien el canto sacro se destina, Y la imaginación que le arrebata Con remontado vuelo Á los eternos y sublimes coros, Al vivo le retrata Los conciertos sonoros Que tal vez nos figura Con sus mudos colores la Pintura. iO divino furor, mas verdadero

Que el que inspiraba á Homero, Á Píndaro y Virgilio! Sólo tú al gran Basilio, Y á Juan el Damasceno en el Oriente, Á Ambrosio y á Gregorio en Occidente Dictaste graves cantos Que resonaron en los templos santos.

VI. Mas como el hombre anhela novedades, Y á la Música han dado las edades, Si nó mas expresion, mas artificio, Ofrenda y sacrificio Hace à la Religion de sus inventos En el uso de voces é instrumentos. Hai, entre aquéllas, quatro principales De diversos alcances y metales: El tiple, yá primero, yá segundo, Éste tres puntos mas que aquél profundo; El contralto perfecto, que se extiende Tres grados mas abaxo; El tenor, que desciende Todavía otros tres; y en fin el baxo, Siendo todos los puntos veinte y siete Desde el mas grave al mas agudo tono, Y excluyéndose de ellos el falsete. Entre el baxo y tenor canta el baxete,

60

Llamado baritono. Hai tiple y hai tenor acontraltado; Contralto atenorado, y atiplado; Sin que precisas en el canto séan Las voces que á este modo bastardéan. Toléranse mejor en el teatro; Pero, como legítimas, el templo Sólo debe admitir aquellas quatro. Ni hallarán simil que tan bien las quadre Como el de una familia: el baxo es padre, Es anciano, que dándolas exemplo, Con madurez las rige y las contiene: El juicioso tenor, á quien el nombre De hijo mayor conviene, En gravedad le imita Con la moderacion propia de un hombre: Piérdela como jóven el contralto; Y semejante á un niño el tiple, ó alto, Inquieto corre, salta, juega y grita. Exîge la agradable union del coro Que se guarde el carácter y decoro Propio de cada voz. Quien los olvida, Quien sin causa las fuerza, y las invierte, Yerra, no de otra suerte Que el Escritor que de observar no cuida Las varias propiedades

Que inseparables son de las edades;
Pues en esta familia el desgobierno
Se introduce, si el baxo contraltéa,
Ó el tiple tenoréa,
Y no se impide que los hijos roben
El oficio paterno,
Y el padre se desmande como jóven.

VII. Los instrumentos que á la voz auxilian, Y con ella se alternan y concilian, Son en la mayor parte seculares; Mas del templo hai algunos peculiares, Como el harpa y baxon, que ha reservado El uso para el cántico sagrado. Cada qual un elogio me debiera, Si toda la atencion no me llamara Aquél á quien ninguno se compara, Que por noble y perfecto Desde remotos siglos se venera, Y que para el santuario ha sido electo. El órgano, en efecto, Debió aplicarse á fin tan soberano, Como obra superior del arte humano. Las voces de una orquesta numerosa Se compendian en él, baxo la mano De un solo Executor. La magestuosa,

La alegre, ó melancólica harmonía Cabe en aquella máquina grandiosa Con que tódo se expresa, y se varía En tono vá ruidoso y corpulento, Yá apagado y siiave, Suelto, ligado, presuroso, lento, Desde lo mas agudo á lo mas grave. Acumular posturas puede el clave; Mas las voces en él no se sostienen. El oboé, trompa y flauta, aunque resuenen Dando todo el valor á las figuras, No permiten harmónicas posturas. Los instrumentos de arco algúnas tienen, Y prolongan los sones; Pero con limitados diapasones; Pues no hai tiple en violon, ni en contrabaxo, Ni en la viola y violin perfecto baxo. El órgano es el único instrumento Que en ventajas excede Á los varios de cuerda, á los de aliento. Y en todos ellos transformarse puede. Así con fabulosa alegoría Pintaron los antiguos á Protéo, Que en gigante, ó pigméo, En pez, en ave, en flor se convertía.

VIII. De las humanas voces naturales
Y las instrumentales
Se forma aquella masa de harmonía,
Que usada qual se debe,
De tres modos los ánimos conmueve;
Pues yá alegre en un himno, en una Gloria
Los ánimos exálta y vivifica;
Ó yá deprecatoria
En los tiernos motetes edifica;
Ó lamentable, en fin, nos entristece,
Como en aquellos trenos del Profeta
Que de Sion la ruina compadece.

Y aun tal vez, ayudado del Poeta
Que inventa letras en vulgar idioma,
La libertad el Músico se toma
De amenizar algun sagrado asunto
Con ingenioso y vario contrapunto;
É introduce en el templo
Cantadas, villancicos y oratorios,
Cuyos diversos géneros contemplo
Como al canto eclesiástico accesorios;
Pues aunque en él por gala se permitan,
Siempre el estilo teatral imitan.

IX. Mas entre las naciones Que por varios caminos Del arte apuran hoi las invenciones

Empleadas en cánticos divinos,
¡O quánto sobresales,

Antigua Iglesia Hispana!

No es ya mi canto, nó, quien te celebra,
Sinó las mismas obras inmortales

De Patiño, Roldan, García, Viana,
De Guerrero, Victoria, Ruiz, Morales,
De Líteres, San-Juan, Duron y Nebra.
¡Con quánto zelo expendes tus caudales
En proteger insignes Profesores!

Y ¡con quánto rigor, pulso y cordura
En tu devoto gremio se procura
La acertada eleccion de Executores!

Bien señaladamente lo acredita

El solemne y severo
Instrumental êxámen
Á que se expone en público certámen
Quien ganar solicita
En la capilla del Monarca Ibero
Merecido lugar. Allí presiden
Cinco peritos Jueces que deciden,
Formándose auditorio numeroso
Del mero Aficionado,
Del docto Profesor, y del Curioso.
Priméro, estimulado

Del honor que las artes alimenta, Cada ingenioso Tocador ostenta Su habilidad con obra de pensado. Aun a pesar del reverente susto Que aquel lugar infunde, Y que à los mas intrépidos confunde, Se admira la agradable competencia De la expresion, la agilidad y el gusto. Rëúnese en el órgano la ciencia De la docta harmonía Con la graciosa y varia fantasía. En instrumentos de arco, el tono claro (Don tan indispensable como raro) La aspereza desmiente de la cerda, Y la opresion de la tirante cuerda. Aplaudese, por fin, en los de aliento La firme embocadura, La flexîbilidad, y la blandura, Que nada envidian al humano acento.

Pero aquel tribunal no sólo exîge Que cada qual aspire al lucimiento Con la sonata que á su arbitrio elige, Sinó que en ótra nueva Hace de tódos repentina prueba. En el crítico dia, en el instante Que á los Competidores se señala,

De reclusion le sirve una gran sala, De la palestra música distante; Y así llegar no puede A oidos del que alli su turno espera Ni aun el eco siquiera De los pasos que toca el que precede. Por su órden cada uno se presenta. Aunque el grave concurso le intimide, Tambien la honrada emulacion le alienta: Y entanto que un relox puntual le mide La duodécima parte de una hora, Los caracteres mira De la sonata cuyo estilo ignora. Ya el justo plazo expira: Ya calla el circo: suena el instrumento; Y el musical juzgado observa atento. Mas si al congreso todo Agrada y embelesa El arduo desempeño de la empresa, Le inquieta y sobresalta en algun modo; Porque la diestra execucion requiere Tal firmeza y acierto, que al oido No se puede obligar á que tolere La correccion mas leve en un descuido. Nunca el Pintor sus obras aventura, Si ántes con libertad no las retoca:

El mas sabio Orador, si por ventura,
Pronunciando un vocablo, se equivoca,
Sin vergüenza se emienda al mismo instante;
Y aun el vulgo concede
Al Cómico licencia semejante.
Sólo gozar no puede
Este comun permiso
Quien toca de pensado, ú de improviso.
¡Tan facil es caer en desagrado
Del sentido mas pronto y delicado!

Los rígidos Censores que allí votan

Los rígidos Censores que allí votan

De cada Opositor las culpas notan;

Si el aliento le falta,

Si el arco se retarda, tiembla, ó salta;

Si un poco desafina, ó si convierte

En suelto lo ligado, en piano el fuerte.

Y aun con tan serio y repetido êxámen Á exponer no se atreven su dictámen, Miéntras el Profesor no manifiesta Igual manejo en la completa orquesta. ¡Con qué discernimiento Juzgan allí los prácticos del arte Quién desempeña con primor su parte, Quién de la union de tódas cuida atento, Quién da á los aires justo movimiento Con mas seguridad, ó mas soltura,

Mas expresion, espíritu, ó cordura!
Y si en la posesion del instrumento
Su esmerada destreza se exâmina,
Tambien sobre la teórica doctrina
Se les proponen sólidas questiones,
Á que han de dar fundadas soluciones;
Porque en múchos la Música no es ciencia;
Sí fruto de mecánica experiencia.

X. Así el mas digno del honroso premio Con equidad se elige, y con decoro: Así prospera y sobresale el gremio De los Instrumentistas de aquel coro. Aspirad, con tan faustos exemplares, Al laurel, ó Mancebos estudiosos; Y haced que del humilde Manzanáres Séan el Pó y el Tíber envidiosos. Ved quan excelso Príncipe os anima; El mismo que algun dia al Reino Hesperio Ilustrará con su glorioso imperio. Sí: CARLOS os protege, y os estima; Y aunque noble no fuese la carrera Que seguis, él por si la ennobleciera, Miéntras del arte de mandar que aprende Las taréas suspende, Y uniendo con el gusto la pericia,

Sabe sentir la música delicia,
El sonoro instrumento no desdeña,
Os dirige, os aplaude, y os enseña.
Y si á los lados del paterno trono
Hoi ve las ciencias y las artes bellas,
Quando de tódas llegue á ser Patrono,
Hará lugar á la Harmonía entre ellas.



## ARGUMENTO DEL CANTO QUARTO.

Uso de la Música en el teatro.

Proposicion de este Canto. I. Razones en que se funda la aceptacion general de las representaciones teatrales; y necesidad de la Música en ellas. II. Defensa de la Opera ó Melodrama. III. Su origen, y su renovacion; y la gran parte que en ella ha tenido el insigne Poeta Metastasio.

IV. Figurase una fantasía poética, en que se introduce al celebre Compositor Napolitano Nicolas Jommelli, que llega á los campos Elisios, donde varios antiguos Músicos Griegos y Latinos, y ótros de siglos posteriores le instan á que les explique el estado de la Música teatral en nuestros dias. V. Jommelli empieza dando una idéa de los distintos géneros de la Opera; y describe la orquesta. VI. Trata luego de la sinfonía teatral, que llaman obertura; y advierte algunos abusos mas generales de ella. VII. Explica las dos especies de recitado: uno sin mas acompañamiento que los baxos, y ótro con orquesta. VIII. Da noticia de las arias, indicando barte de los defectos en que suelen in-

currir los Compositores de ellas, y hace mencion de las dos especies de arias que se conocen con los nombres de rondó y cavatina. IX. Expone algunas reglas concernientes al duo, al terceto, y al coro. X. Concluye nombrando varios célebres Autores de Música teatral. XI. Resume el Poeta parte de lo que en general supone haber oido á Jommelli sobre la Opera cómica ó burlesca, y sobre la Música de los bailes. XII. Interrúmpele el mismo Poeta, demostrando el carácter de la Zarzuela y de la Tonadilla Española, y notando, por fin, ciertos abusos que en ésta se van introduciendo.





Tommelli ante el gravísimo congreso De esta suorte el carrícter exponía Del músico teatro, y su progreso.

CANTO IV.

## LA MÚSICA, CANTO QUARTO.

Celebré de la Música el empléo
En el culto del Númen sacrosanto,
Ya, sirviendo á los hombres de recréo
En el teatro público, la canto.
Si, del cielo ministra soberana,
Allá cumplió su obligacion primera,
Aquí se nos humana,
Y á nuestros pasatiempos coopera.

I. El hombre, á la verdad, no de otra suerte Que sintiendo, ó pensando, se divierte;
Pues si el entedimiento no medita,
Ú ocioso el corazon, apénas siente,
Ceden á una tristeza displicente.
Por eso hai quien ansioso se exercita
En especulaciones
De las profundas, ó agradables ciencias;
Por eso hai quien se entrega á las pasiones
Sin temer sus amargas consequencias;
Y tódos con afan buscan el medio
De desechar la languidez y el tedio.

74 Pero entre las civiles distracciones Dignas de los curiosos racionales, Las representaciones teatrales Son las que del ingenio y los sentidos Los deleites ofrecen reunidos. Así logran Melpómene y Talía, Servidas de las artes á porfía, Tantos sequaces en los pueblos cultos. Yá expresan con la dulce Poësía Del alma los afectos mas ocultos; Yá las da la sublime Arquitectura Escena en que brillar con aparato. La gallarda Pintura Con el vistoso ornato De las mas adequadas mutaciones Ayuda á las poéticas ficciones; Y con ellas la Danza Las suyas, no inferiores, interpola. Pero ¿quál de estas artes por sí sola, Sin tu dichosa alianza, O inmortal Harmonía, Avasallar los ánimos podría? Tú las realzas, las animas tódas, Y á mil varios estilos te acomodas En aquel espectáculo ingenioso Que á la Italia moderna da mas fama

Que dar pudo á la antigua el de su coso.

II. Léjos, léjos de aquí todo el que llama Monstruosa invencion al Melodrama, Y que con sus legítimos primores Tal vez confunde injusto Los bastardos errores Que adoptar suele un depravado gusto..... Pero qué? ¿Los Cantores Son acaso los únicos que ofenden La ilusion teatral, cuya observancia El Cómico y el Trágico pretenden? Ah! que en tódos es vana la arrogancia De esperar que las meras apariencias Valgan como reales evidencias! Sabe el Espectador que aquella estancia, Templo, calle, jardin, bosque, ó marina, Que por un breve instante le halucina, Es un pintado lienzo: que no hablaban Español ni Toscano Semíramis, Aquiles, ni Trajano; Y que en prosa, nó en verso, se explicaban. Sabe, por fin, que es falsa pedrería La que adorna á los Heroes de la escena; Y con todo, su dócil fantasía De modo se cautiva y enajena,

76 Que ya no dificulta Perdonar la ficcion y el artificio, Por sacar la verdad que en él se oculta. Y ¿por qué la razon, si, en beneficio De los sentidos, contentarse puede Con ménos propiedad en el lenguage, Decoracion y trage, Igual perdon al canto no concede? ; No merecen los versos por ventura Que la lei del estilo se quebrante, Y múchos desde el sabio al ignorante Pospongan la verdad á la dulzura? Pues cedan las austeras reflexiones Al musical deleite. Las pasiones, Las imágenes vivas, Que el metro sabe hacer tan expresivas, Nueva expresion con la harmonía adquieran. Las artes, quando empeñan y persuaden, Logran su fin; y puesto que se esmeran En mover y agradar, muevan y agraden.

III. Mas si de las palabras con el canto
El enlace perfecto
En los pechos sensibles manda tánto,
No le basta que inspire un solo afecto;
Puede y debe inspirar múchos seguidos,

Alternados, diversos,

Y de la serie de una accion nacidos, Segun los lances prósperos, ó adversos. De este hallazgo los dramas se originan Que Óperas comunmente denominan.

Oh! quien pudiera trasladarse ahora Al siglo de la Grecia floreciente: Al siglo en que la Música sonora Compañera tan útil y frequente Era de las dramáticas acciones! No mienten las antiguas tradiciones: Su representacion era cantada Conforme à los acentos de un idioma Digno de la nacion mas delicada. Tuvo en un tiempo la zelosa Roma El lauro de imitarla en este punto, Aunque con la forzosa diferencia Que hai de un original á su trasunto. Mas del gusto la triste decadencia, En la edad posterior, nuestros oidos Dexó de tal manera entorpecidos, Que se formaron lenguas ménos varias, Y algúnas á la Música contrarias. El verso fué perdiendo su harmonía, Y ya, en vez de cantarse, se leía. En fin, como dos artes diferentes,

78 Música y Poësía Quedaron una de otra independientes, Hasta que, al cabo, la fecunda vena De modernos ingenios ha sabido Unirlas á lo ménos en la escena, Porque cobre el oido Gran parte de un derecho yá perdido. Ponderar á qué grado De novedad, de pompa, Delicadeza, dignidad y lustre El drama musical se ve exaltado, No pide ménos que la heroica trompa Y suave lira, Metastasio ilustre, Que à su perpetuo honor has consagrado. ¡Dichoso yo, si acaso mis preceptos Un corto auxílio procurar pudiesen Para que alguna vez quando se expresen Tus sublimes conceptos Y tu limado estilo con el canto, Si no se acierte, no se yerre tanto!

IV. Así exclamaba yo; mas confundido Entre serios discursos que el empeño De tan amplia materia me ofrecía, Á un lento sueño me sentí rendido; Ó quizá, mas que sueño,

Fué rapto de agitada fantasía. Creí que en un recinto delicioso, Como aquél que la antigua Poësía Llamó campos Elisios (venturoso Albergue de almas justas y eminentes) Insignes Griegos Músicos veía, Latinos, y de siglos mas recientes Otros diversos que la fama alaba; Y que mi buena suerte Allí me trasladó, quando llegaba A aquel eterno suelo El célebre Jommelli, cuya muerte Á Nápoles dexaba sin consuelo. Véole prontamente rodeado De sabia y numerosa concurrencia, Que mostraba impaciente sus deséos De saber el estado Que la harmónica ciencia Hoi tiene en los teatros Européos. Los ancianos le atienden, y se instruyen De los progresos últimos del arte, Miéntras él, explicando cada parte De las que el Melodrama constituyen, De la moderna orquesta La calidad y union les manifiesta; Describe especies yarias N<sub>2</sub>

80.

De sinfonías, recitados, arias,
Duos, coros, y sones
Apropiados á bailes teatrales;
Y advierte en cada estilo perfecciones,
Ó censura defectos principales.

V. "No dudéis, Compañeros, les decía, Que si España nos da práctico exemplo De la grandiosa Música del templo; Si de la instrumental hoi se gloría Tan justamente el Aleman Imperio; Y Francia honor merece Quando con libros teóricos nos guía; Del musical teatro el magisterio À la ingeniosa Italia pertenece. Sí; porque en el pais en que ántes hubo República severa Que nuestra ciencia tuvo Á influxos de Caton, en vilipendio, Ya un plausible espectáculo prospera Que de la ciencia misma es el compendio. En él hallan lugar de la tragedia Los nobles pensamientos y pasiones, Ó del lírico estilo las canciones, Ó la jocosidad de la comedia, De la elegia el fúnebre lamento,

O de musa bucólica el acento. Seguid mi narracion; y figuráos Que entráis al coliséo. Si compuesta De instrumentos tan varios véis la orquesta, Esperaréis que de ellos, por ventura, Sólo resulte algun confuso cáhos. Mas resonando ya la sinfonía, Que en el teatro llaman obertura, En tódos hallaréis analogía, Acorde proporcion, órden constante. Ved cómo se confía á los violines La parte principal ó dominante: Cómo del arte los mas arduos fines Saben desempeñar con quatro cuerdas Dóciles al impulso de las cerdas. Dos clases forman siempre: los priméros, Para mas expresion, brillan por alto; Y á lei de inseparables compañeros Los ayudan é imitan los segúndos En tonos comunmente mas profundos. La viola, que hace veces de contralto, Y los llenos harmónicos anima, Con voz mas corpulenta, Mediando en la distancia que se cuenta Del violin al violon, los aproxîma. Éste de aquél es el perfecto baxo,

Y media entre la viola y contrabaxo. Así quatro instrumentos que se exceden En el tamaño, aunque es igual su forma, Imitando la norma De las voces humanas, se succeden. Con ellos se completa la harmonía; Pero se les añaden los de aliento, Yá porque den mas cuerpo y valentía Al acompañamiento, Yá porque en intervalos se introduzcan, Y unidos, solos, ó alternados luzcan. Patético el oboé, la flauta suave, Penetrante el clarin, el fagot grave, Y animosa la trompa se combinan. Clarinetes marciales Añaden los modernos; y abominan El uso de timbales, Cuyo estruendo importuno, Aclarando el compas groseramente, La melodía ofusca, y no consiente Grata hermandad con instrumento alguno.

Mas aunque entre el concurso diferente De artificiales voces, un obscuro Eco del clave sólo se percibe, Él domina la orquesta, la prescribe De su igualdad el método seguro, La aviva, ó la reprime, la sostiene,
Y aun expresion la infunde que él no tiene.
Tál suele en el ardor de una contienda
La sola voz del Capitan experto,
(Aunque en vano pretenda
Ser entre el fiero estrépito escuchada)
Dar al Soldado espíritu y acierto,
Siendo el Caudillo quien por tódos riñe,
Bien que su propia espada
En la enemiga sangre no se tiñe.

VI. De este conjunto harmónico el efecto
No solamente debe
Aplacar el bullicio de la plebe,
Sinó mover tambien algun afecto,
Ó alguna imágen anunciar, no ajena
De la que ofrece la primera escena.
Mui pócos evitamos la censura
De haber distribuido la obertura
En tres partes de estilo diferente,
Y ningúna, tal vez, correspondiente
Al principio del drama,
(Abuso indigno de su antigua fama.)
De un magestuoso Alegro precedido
Un moderado Andante,
Y seguido de un Presto tumultuoso,

84

Tiempo há que de preámbulo ha servido À las quexas del triste Naufragante, A los extremos de un Galan dichoso, Al combate, al solemne sacrificio, Al festivo banquete, y al suplicio. Algúnos se contentan Con una introduccion que nada ofrece No pasa del oido, y le ensordece. Ótros en ella resumir intentan Los pasages diversos Que se hallan en la Ópera dispersos: Diligencia pueril que en vano ostentan; Porque la imitacion no causa agrado., Si antes no se conoce lo imitado. No así el Maestro sólido y prudente, Que la atencion concilia del Oyente, Y su ánimo dispone Para la situacion que se propone Quando empieza el dramático discurso. De Thëon el Pintor sigue la idéa, Que debiendo mostrar á un gran concurso La tabla en que un intrépido Soldado En acto de correr à la peléa Había felizmente retratado, Hizo tocar priméro Cierta composicion de aire guerrero:

Inspiró á tódos bélico heroismo;
Y la cortina alzó de su pintura.
Nó de otra suerte, en el instante mismo
Que el velo teatral desaparece,
La impresion que ha causado la obertura,
Del Actor los designios favorece.

VII. Ya la orquesta enmudece: Él es quien habla ya. Su recitado, Del baxo solamente acompañado, (Que es de la entonacion el fundamento) Traslada las notables variaciones Del familiar acento: Mas le da señaladas inflexiones Segun leyes de justa melodía, Sosteniendo las voces algun tanto: Y aunque por el compas siempre se guía, Con cierta libertad casi le oculta; De que un estilo enérgico resulta, Mas que declamacion, ménos que canto. Expresion, nó dificiles primores Piden las cantinelas de esta clase; Y los que son del arte observadores Exîgen que la voz, humilde esclava De la Naturaleza, nunca pase Del preciso intervalo de una octava;

Pues quien así recita, Los tonos del hablar mas bien imita. ¿Y dudaréis que en tal espacio cabe Con sus varias figuras la Eloquencia, Quando el Oyente mismo que no sabe En qué idioma la Ópera está escrita, Tódas las diferencia Por la modulacion y la cadencia? Si posée el Cantor la persuasiva De la Oratoria musical, se infiere Quándo un hecho refiere En mera descripcion, ó narrativa; Quándo un súbito afecto que le inflama Le obliga á interrumpirla; quándo exclama, Ó se admira, ó pregunta, ó reconviene, Se turba, se resuelve, se detiene. Los acentos del verso bien medido, Y aun las gramaticales divisiones Que fixan de las frases el sentido, Se deben distinguir con suspensiones, Con mudanzas de tono accidentales, O con perfectas cláusulas finales.

Y puesto que el sencillo recitado,
Seguido en todo el drama, cansaría,
Á veces, de instrumentos ayudado,
Pierde su natural monotonía.

Aquél se adapta más á los coloquios; Éste á los afectuosos soliloquios En que el Actor á su pasion se entrega. Así exclama la hermosa Berenice, Que en lágrimas se anega, Quando ya se figura Que Demetrio infelice, Fiel á su Padre, se traspasa el pecho: Así explica su asombro, su ternura, Su desmayo, su horror, y su despecho: Cuyos impulsos imitar procura La orquesta, á sus palabras obediente, Yá con un movimiento acompasado, Ó yá con un desórden aparente.

VIII. Pero si el Personage

Hace una reflexion sobre su estado;

Si nos quiere pintar con vehemencia

Su afecto en breves rasgos compendiado;

Si toma del retórico lenguage

Comparacion, metáfora, ó sentencia,

Que, bien interpoladas, amenicen

Del drama las escenas importantes,

Canciones, ó elegantes

Estrofas suele usar, que arias se dicen:

En que, miéntras la culta Poësía

De sus metros el género varía, Y apura su mayor delicadeza, De gala y de riqueza Hacen alarde canto y sinfonía. El los suspensos ánimos penetra, Procurando que séa de la letra Uno el sentido, mil las expresiones: Ella ¡ qué bien prepara, ayuda, imita Las gratas invenciones Con que la humana voz nos embelesa! Qué bien la facilita Regulares descansos, transiciones, Y entra á suplir su falta quando cesa! La orquesta con el previo ritornelo De aire, compas y tono da el modelo. Pero á veces conviene Que éntre la voz sin prevencion alguna, Como quando un afecto sobreviene En que es la dilacion inoportuna. Ni debe ser prolixo de tal modo El ritornelo, que lo anuncie todo; Que el vigor de la accion acaso enerve; Y al atento auditorio no reserve El placer de algun golpe inesperado: Qual es mudar el tiempo, el aire, el tono, Pasar de la harmonía al unisono,

O convertir el canto en recitado, Ó bien..... Pero ¿ qué emprendo? En vano, Amigos, definir pretendo Una composicion que en esta era Felizmente sus límites amplía, Y con tal juicio, y gusto se mejora, Que si sus gracias explicar pudiera, Pienso que explicaría Todas las que la Música atesora: Pues ya entre los ingenios Européos Hai quien destierra abusos que algun dia Pudieron deleitar: quien los gorgéos Molestísimamente prolongados En las letras vocales, no permite Sinó mui á su tiempo, y moderados: Quien las repeticiones importunas De mínimas palabras siempre omite; Pues si repite algúnas, Sólo es en ciertas frases principales, Y á lo sumo, tres veces inmediatas. Hai quien tampoco adorna los finales Con frívolos caprichos, ó fermatas, En que la voz, preciada de instrumento, La expresion sacrifica al lucimiento, Y trocando las arias en sonatas, Prefiere las licencias

90 De un difícil preludio A fáciles cadencias Que dicta el corazon, y nó el estudio. Ya, en fin, hai quien se aparte De aquella corruptela, Autorizada por la antigua escuela, De dilatarse en la primera parte Del aria con mil réplicas ociosas, Mil afectadas glosas, Y ceñir la segunda Á un período breve, y aun mezquino, Quando en ella lo noble y lo mas fino Del ingenio poético se funda; Y en ella el canto rematar debiera, Sin volver, qual se estila, á la priméra, Que ha de ser inferior en los conceptos, Si se observan retóricos preceptos.

Mas quando los Poetas

En la primera estancia
Incluyen lo esencial del pensamiento,
Aquella estancia misma en las arietas
Que el nombre de rondó deben á Francia,
Sirve de tema, ó principal intento,
Repetido á manera de estribillo,
Y no ménos gracioso que sencillo.
Con él se empieza; en medio se interpola;

Y con él igualmente se termina.

Tambien la cavatina,

Que es aria breve de una parte sola,

No poca gracia y sencillez requiere,

Como cancion selecta que se inxiere

En lo mas delicado

De un tierno y expresivo recitado.

IX. Pero su entera perfeccion no adquiere La vocal melodía Sólo con la harmonía que la presta La artificial orquesta: Tienen por sí las voces su harmonía Nativa y peculiar, yá en el sonoro Duo, yá en el terceto, yá en el coro. Y aunque puedan los críticos Censores Dar por violado el teatral decoro Quando entre dos Actores Con igualdad el canto se reparte, Y ámbos las propias voces articulan, Leyes impone el arte Que hasta lo inverosímil disimulan. Mandan ellas que el duo se destine Á vivas y agitadas situaciones En que un extremo de pasion domine, Y en que estraño no séa que prorumpan

92

Los dos en unas mismas expresiones, Que hablen juntos los dós, que se interrumpan. Tal suele ser la triste despedida Que precede á la muerte, á la partida; Ó la reconvencion zelosa y tierna, Enojo, rompimiento, Y reconciliacion de dos amantes. El diálogo es mas propio si se alterna; Mas quando son del todo semejantes Sus palabras, un sabio documento Que no se canten á la par dispone, Hasta que un personage las entone, Y el ótro, prosiguiendo, las repita; Pues sólo así la impropiedad se evita: Y sobre tódo, aunque las partes giren Cada qual por su rumbo diferente, À la unidad de melodía aspiren, Con tal distribucion, que mutuamente No se osusquen, ó impidan, Ni del Oyente la atencion dividan.

Iguales son las reglas que al terceto Prescriben los Maestros del teatro: Iguales las exigen en el quatro, Que se supone ya coro completo, Aun sin las otras voces que se agregan. Mas la ilusion debida no quebrantan Los Actores que á veces se congregan, Siendo una misma letra la que cantan, En coros que la gloria De Númenes y de Heroes preconizan, Ó la felicidad de una victoria, Ó en que se solemnizan Públicas ceremonias y festines; Pues quando destinada á tales fines Música harmoniosa se executa, Ya estudiada por tódos se reputa.

X. Sólo resta, científicos Varones,
Que por aquestos fértiles confines
Tendáis la vista: los veréis poblados
De Príncipes y antiguos Campëones
No ménos virtüosos que esforzados,
Los quales al moderno Melodrama
Tan duradera fama
Deben como á sus ínclitas acciones.
De Aquíles y Alexandro la memoria,
La del pio Troyano,
La de Ciro, Caton, Tito y Adriano
Viven, mas que en los bronces y en la historia,
En las obras de Músicos divinos,
Que ó gozan en la tierra su morada,
Ó ya de esta mansion afortunada

Lograron ser dignisimos vecinos: Galuppi, Vinci, Pergolese, Leo, Héndel, Pórpora, Lulli, Perez, Feo, Trajeta, Mayo, Cáfaro, Piccini, El anciano Saxon, Nauman, Sacchîni, Paesielo, Anfossi, y ótros infinitos Que no sólo han sabido con primores Agradar en sus músicos escritos, Sinó hacer agradables los errores. Y tú, inmortal Compositor de Alceste, De Ifigenia, de Páris y de Elena, Cantor Germano del Cantor de Tracia, Gluck, inventor sublime, por quien éste Será ya el siglo de oro de la escena, Quando Europa te pierda por desgracia, Tú, de laurel perpetuo coronado, Aquí hallarás asiento distinguido, Aquí donde ni elogio interesado, Ni envidia reina, ó nacional partido."

XI. Jommelli ante el gravísimo congreso De esta suerte el carácter exponía Del músico teatro, y su progreso. Mas de aquel Coriféo la energía No se concede á la rudeza mia; Ni puedo yo imitar el magisterio Con que á la descripcion del drama serio Añadió la del cómico y festivo,
Que aunque á la misma norma
De canto y recitado se conforma,
Tiene por distintivo
Cierta expresion fluïda,
Ó naturalidad, cierta viveza
De estilo que convida
Con la diversidad y la estrañeza;
Admitiendo en los actos por finales
Una serie de escenas principales,
Libremente compuesta
De coro y duo, de terceto y aria,
Segun los fines de la letra varia,
Y acompañada de continua orquesta.

Por otra parte ¿quién acertaría À trasladar la general idéa Que después ofreció de la harmonía Quando en el baile teatral se empléa? Si ántes aun la facunda Poësía Sin el auxîlio musical no pudo Expresar vivamente las pasiones, ¿Qué podrá el arte mudo Del gesto y las acciones, Si no se explica de ellas el sentido, Bien séa con melódicos acentos, of Idioma que se entiende en todo clima, Ó bien con el sinfónico ruïdo, Y el compas que los justos movimientos Puntual señala, y eficaz anima?

XII. No sin placer estaba yo escuchando Tales razones, y ótras múchas, quando, Porque la acalorada fantasía Entónces ni aun dudar me permitía Si era tódo verdad, ó ilusion era, Quise á Jommelli hablar de esta manera: Así como en Italia has florecido, Cuerdo Censor, Maestro esclarecido, Oh! si en España florecido hubieras! Digna mencion pudieras Haber hecho tambien de nuestro drama Oue Zarzuela se llama, En que el discurso hablado Yá con frequentes arias se interpola, Ó yá con duo, coro y recitado: Cuya mezcla, si acaso se condena, Disculpa debe hallar en la Española Natural prontitud, acostumbrada À una rápida accion, de lances llena, En que la recitada cantinela Es rémora tal vez que no le agrada.

Tampoco nuestra alegre tonadilla Hubieras olvidado, que ántes era Canzoneta vulgar, breve y sencilla Y es hoi á veces una escena entera, Á veces todo un acto, Segun su duracion y su artificio. Mas puesto que, con juicio Tan imparcial y exacto, Reconociendo abusos Comunmente en las Óperas intrusos, Ingenuo los declaras, Sin duda no callaras Múchos que en las tonadas se introducen, Y su carácter nacional deslucen; Pues uno eleva tánto El estilo en asuntos familiares, Que aun suele para rústicos cantares De heroicas arias usurpar el canto: Ótro le zurce vestidura estraña De retazos ni suyos, ni de España: Ótro quiere con tránsito violento Mudar cada momento Mil diferentes clases De tonos, modos, aires y compases, De suerte que el oido no consigue Sonoridad que le deleite un rato,

98

Y que no le confunda ni fatigue.

Usan múchos tambien... Mas yo insensato
Aun iba á proseguir, si de mi mente
No hubiese conocido el extravío,
Al volver de mi sueño ú desvarío,
Y ver desvanecida de repente,
Quando más me empeñaba en mi discurso,
De Jommelli la imágen aparente,
La de aquella region, y aquel concurso,
¡Tal entusiasmo inspira
Tu mágica virtud, celestial arte!
Así por ti se arroba, así delira
Quien procura tu honor, quien sabe amarte,
Quien tus gracias contempla, y quien te admira.

## ARGUMENTO DEL CANTO QUINTO.

Uso de la Música en la sociedad privada, y en la soledad.

Elogio de las Academias de Música, é invectiva contra los que en ellas no guardan el debido silencio. I. De la Música vocal que la sociedad toma prestada del teatro para aquellas diversiones. II. De la Música instrumental propia de una sala. III. De la sonata, y del concierto. IV. Del duo, del trio, del quarteto, y de la sinfonía. V. Necesidad de la diversidad y estrañeza en la Música, para que no canse. Elogio de los Alemanes, Autores de Música instrumental, y principalmente del célebre Joseph Háyden, singular en la variedad de sus composiciones. VI. De la Música de baile usada en las concurrencias particulares.

VII. Utilidad y deleite de la Música en la soledad, respecto al que ignora el arte. VIII. Y respecto al Inteligente. Describese el estudio que debe hacer el buen Compositor á sus sólas, observando los vicios que le conviene evitar, y las

maximas que le dirigen al acierto.

IX. El Buen-gusto se aparece en la Real Academia Matritense de las Nobles Artes en el dia de una pública distribucion de premios, quando á la Pintura, Escultura, Arquitectura y Grabado, que allí se rëunen, se han agregado la Poesia y la Eloquiencia. Propone á todas estas Artes el establecimiento de una Academia, ó Cuerpo científico de Música; y ellas, aplaudiendo la idea, ofrecen contribuir cada una por su parte al adelantamiento y honor de su Hermana.





Grabada por M.S. Carmona.

Música y Loësía En una misma lira tocarémos.

CANTO V.

## LA WÚSICA, CANTO QUINTO.

å ú tambien á mi verso algun renombre Merecerás, Humanidad benigna, Que para dar al hombre Recreacion de sus potencias digna, La amena sociedad instituïste, Seguro asilo de su vidà triste. Tú de la dulce Música te vales Parà estrechar la union de los mortales; Sus costumbres suavizas, y su trato, Y alternar sabes el descanso grato Con los serios afanes y negocios, Haciendo nobles y útiles sus ocios. Ni en las ciudades, quando el cano hielo El curso de los rios entorpece, Y el riguroso cielo Las inundadas tierras obscurece; Ni en el campo feliz quando franquéa El verde Mayo sus colmados bienes, O el Otoño fructifero rodéa 'Al Labrador de pámpano las sienes, Permites que sus varios regocijos

Carezcan de instrumentos y de voces.

No en vano reconoces

Por los mas obedientes

Y por los mas amables de tus hijos

Á los que en Academias se congregan,

Donde á las inocentes

Delicias de la Música se entregan.

No ya las populares alabanzas

Del ruidoso teatro la concilias;

Sí de honestas familias

En el privado gremio la afianzas

Mas atencion, aplauso mas tranquilo,

Qual corresponde á un delicado estilo.

Y vosotros, incómodos Oyentes,
En quienes la discreta cortesía
Suplir la falta de aficion debía,
No con vuestros coloquios imprudentes
El sagrado violéis de la Harmonía.
Miéntras celebran ótros
Los Italianos duos,
Las nuevas sinfonías Alemanas,
Gozar debéis vosotros
El fatal canto de nocturnos buhos,
De encenagadas ranas
El ingrato graznido,
Y de tábanos roncos el zumbido;

Que á tal pena os sentencio
En nombre y desagravio
De Harpócrates, del Númen del silencio,
Que el índice extendiendo sobre el labio,
Ya la entrada os impide
De aquellas concurrencias que él preside.
Pero, al ménos, sufrid que yo describa
Parte de los primores y embeleso
De que á sí mismo. y á los ótros priva
Quien contribuye á tan vulgar exceso.

I. La urbana sociedad aficionada
Á estas sonoras diversiones, quiere
La Música vocal tomar prestada
Del público teatro; mas prefiere
Duos, arias, sublimes recitados
Á tercetos y coros complicados.
Lo mejor de las Óperas elige,
Siempre que un sano juicio la dirige;
Aunque cediendo á veces
Al ansia de captar aprobaciones
De pervertidos jueces,
Se engaña en adoptar composiciones
Que propagan el vicio
De los nimios adornos y artificio.
Si impropios y afectados

104

Ya puestos en accion, y apasionados,
La razon algo ménos los condena
En la tranquilidad de los estrados,
Donde no hai ilusion que se quebrante,
Ni drama bien sujeto á lei constante.
Yo, con tódo, agradar desearía
Al auditorio que cansado un dia
De toda execucion extravagante,
Compas y afinacion sólo pidiera,
Y una expresion de afectos verdadera.
Éstas son las tres Gracias naturales
Que el canto ha de hermanar; y Gracias tales,
Que en el desnudo su beldad consiste,
Y las aféa más quien más las viste.

II. Así, pues, de las obras teatrales
Casi perfecta copia
Ofrece una Academia de ordinario
En la parte vocal; pero al contrario,
Tiene, en la instrumental, Música propia,
Que auxílios de la letra no mendiga,
Que á no sentir su falta nos obliga,
Y sin ella se atreve
Á mover los afectos que ella mueve:
Porque, al fin, las dicciones

De los idiomas varios Solamente unos signos arbitrarios Son de nuestras idéas y pasiones; Pero el compas y acentos musicales, Qual signos naturales, Tienen por sí virtud que no depende De la interpretacion de las naciones, De un capricho, de un uso, de un convenio; Pues su valor se sabe, y no se aprende, Y hablan al corazon más que al ingenio. Así con expresion no articulada La instrumental sonoridad recréa. Y como al hombre agrada Todo lo que es al hombre semejante, Su amor propio deséa Que el instrumento, si es posible, cante: Al modo que prefiere en las pinturas Las humanas figuras Á los paises, á los bellos frutos, Vistosas flores, y animados brutos. De Artífice prolixo la destreza Admiracion estéril arrebata; Mas ¿cómo ha de empeñar, si con viveza Los afectos humanos no retrata? Es el moverlos principal objeto Que el Músico discreto,

106

Escribiendo, ú tocando, se propone:
El segúndo, admirar; y si pospone
Á este segundo fin aquél primero,
Del arte olvida un respetable fuero;
Si bien, quando introduce,
Oportunos y escasos,
Con expresivos y agradables pasos
Algúnos en que luce
La agilidad difícil, no confusa,
El buen gusto aplaudirlos no rehusa;
Porque suspenso entónces el Oyente
Con Música yá estraña, yá sencilla,
Á un mismo tiempo siente
Doble impresion: placer, y marabilla.

III. Rara vez á tan útil documento
Se arreglan las sonatas, en que brilla,
Del baxo acompañado, un instrumento.
¿Quándo no las expuso
Á una acumulacion de impropiedades
El arraigado abuso
De querer superar dificultades?
¿Quándo el Executor quiso prudente
Renunciar á los vanos
Aplausos de palabras y de manos
Por el silencio grave y eloquente

De quien goza el placer, y no investiga Si el causársele cuesta gran fatiga? Reserve, pues, el Tocador experto Para un êxamen, competencia, ó prueba, La atrevida sonata, y el concierto, En que igual fin, por lo comun, se lleva De ostentar lo intrincado y lo admirable, Mas que lo perceptible y lo cantable. Pero si ambos tañidos se asimilan Porque en su canto el mismo plan estilan, Los acompañamientos que requieren En carácter y número difieren. Aquél un baxo solamente exîge, Que entonacion y movimiento fixe: Éste la variedad de orquesta plena, Que propone el intento, Que en ciertos pasos con vigor resuena, Que en ótros acompaña al instrumento, Y le dexa lucir de quando en quando, Los solos y los llenos alternando.

IV. El duo á la sonata y al concierto Cede en lo aventurado del acierto, Siendo composicion quizá mas grata. Distribuye y combina Sus dos voces mejór que la sonata; 108

Pues si en ella la parte acompañante Siempre se subordina Á la que es principal y dominante; En él con igualdad ámbas proceden, Se imitan, se rëunen, se succeden. Mas no suele un oido acostumbrado De la harmonía al género completo El duo recibir con el agrado Que le merece el trio y el quartetc En ellos las posturas son cabales, Es el claro y obscuro mas sensible, Señalados los baxos radicales, Y la modulacion varia y flexîble. Y aunque para el exâcto contrapunto Basta de quatro voces el conjunto, La música invencion y maestría Se esfuerza en la gallarda sinfonía, Que incluye las diversas perfecciones De todas las demas composiciones; Pues del ruidoso coro Al harmónico estilo se conforma, Ó yá en duo canoro, Yá en trio, yá en quarteto se transforma. Entre las sinfonías se señala Un género selecto, Cuyo agradable efecto

Tánto suele lograrse en una sala, Quánto se malogra en un teatro. Esto se verifica si son quatro Las partes principales y obligadas, De suerte que las ótras agregadas, Aunque tal vez se excluyan, La harmonía esencial no disminuyan. Nombre de aquartetadas Damos á sinfonías semejantes: Ótras se denominan concertantes, En que á cada instrumento Alternativamente corresponde Un solo de expresion y lucimiento. Y el todo de la orquesta le responde ? Otras, en fin, requieren dos orquestas Que á una justa distancia se colocan; Y aunque á solemnes fiestas De pública alegría Se destinan mejór, tambien se tocan En las particulares concurrencias. ¡Con qué grata porfía Ambos coros se imitan las cadencias, Ó artificiosamente se dividen, Ó en los mismos pasages coïnciden!

V. Y no basta que el método juicioso

Guarde los distintivos caracteres Que las instrumentales obras piden: Tambien amenizarlas es forzoso; Pues nada busca el hombre en sus placeres Como la variedad; y no hai sentido Mas pronto en fastidiarse que el oido. Así qualquier tocata comunmente En tres, ó mas porciones se reparte De estilo, tiempo, y aire diferente; Y adaptándose el arte À los diversos gustos, se desvela En alternar la fuga presurosa Con la dulce y sencilla pastorela; O con la marcha grave La giga caprichosa; Ó el alegre minué con la suave Canzoneta, adornada. En sus repeticiones, De ricas é ingeniosas variaciones: Y tal vez una escena recitada Al instrumento apropia; Ó de aria delicada Y de rondó gracioso el canto copia. Fuera de estas comunes variedades, Perenne manantial de novedades, Halla el Autor que las distintas voces

Agudas, graves, tardas, ó veloces, De mil modos combina, Que el Oyente suspenso no adivina. Sólo á tu númen, Háyden prodigioso, Las Musas concedieron esta gracia De ser tan nuevo siempre, y tan copioso, Que la curiosidad nunca se sacia De tus obras mil veces repetidas. Ántes serán los hombres insensibles Del canto á los hechizos apacibles, Que dexen de aplaudir las escogidas Cláusulas, la expresion, y la nobleza De tu modulacion, ó la estrañeza De tus doctas y harmónicas salidas. Y aunque á tu lado en esta edad numeras Tantos y tan famosos Compatriotas, Tú solo por la Música pudieras Dar entre las naciones Vecinas, ó remotas Honor á las Germánicas regiones. Tiempo há que en sus privadas Academias Madrid á tus escritos se aficiona, Y tú su amor con tu enseñanza premias; Miéntras él cada dia Con la inmortal encina te corona Que en sus orillas Manzanáres cria,

VI. Pero así como debe á la Harmonía La humana sociedad el beneficio De aquel placer que se introduce al alma En la quietud y silenciosa calma, Ótros no ménos útiles la debe Quando en medio del gozo y del bullicio Agilita los miembros, y los mueve De la festiva danza al exercicio. El Jóven mas alegre, mas robusto, Que baila sin cansancio, ni disgusto Desde que muere el dia Hasta que nace la siguiente aurora, Ni la décima parte de una hora Aquella agitacion resistiría, Si tal celeridad y valentía No le diese la Música sonora, Que la fatiga incómoda convierte En fácil diversion. No de otra suerte Se rindiera el Soldado en su jornada, Si faltase la marcha acompasada. ¿Qué Noble en un saráo no se alienta Quando el minué le determina y cuenta Claros y pareados los compases; Ó quando la jocosa contradanza Le dice múcho en póco, á semejanza De las sucintas frases

A que el ingenio de un feliz Poëta En el breve epigrama se sujeta? El rústico Aldeano. No ménos que el plebeyo Ciudadano, ¿En qué bárbaro clima Al baile no se anima Con diversos tañidos. Por costumbre heredados, nó aprendidos? Dígalo solamente El mas usual en la Española gente, Que en dos compases únicos, ceñidos A medida ternaria, Admitir suele exôrnacion tan varia, Que en ella los primores Del gusto, execucion y fantasía Apuran los mas diestros Profesores: El airoso Fandango, que alegría Infunde en Nacionales y Estrangeros, En los Sabios y Ancianos mas severos.

VII. De esta suerte la Música los nombres De deleitable y útil se merece; Porque, despues que al Criador ofrece Sus dones en el templo, y á los hombres En público teatro congregados, Distraccion ingeniosa proporciona, 114

En congresos privados

Á honesta diversion los aficiona:

Y por fin, no contenta

Con este noble y triplicado empléo,

Aun en la misma soledad se ostenta

Dispensadora del mejor recréo.

Léjos de que se humille su grandeza, Entónces mas la exâlta, y se acredita Hija de la sagaz Naturaleza, Quando ya no la ocultan los dorados Techos de los magníficos estrados; Antes bien en los páramos habita, En humildes apriscos, Pajizas chozas, y marinos riscos, Dictando facilísimos cantares En el ocio, faenas y pesares. Pues ¿quién abrevia, sinó el rudo canto, Los lentos dias al Pastor que yace Entre sombrios árboles, entanto Que su rebaño quietamente pace? ¿Qué otro recurso tiene el Marinero Que del rígido Enero Las noches vela, al gobernalle asido? ¿Ó el Pescador sufrido, Que en la roca sentado con su caña, Horas y peces juntamente engaña?

¿Quién el trabajo alivia al que maneja En dura tierra la encorvada reja? ¿Al Segador rendido en el verano, Al solo Caminante, al Artesano? El Desterrado, en fin, y entre cadenas El afligido Preso, y el Cautivo ¡Qué propicio consuelo y lenitivo No deben á la Música en sus penas!

VIII. Mas si cantando se divierten ellos Sin deliberacion, por mero instinto, Á sus sólas recréo bien distinto Suelen gozar aquéllos Que por las reglas y el estudio saben Las perfecciones que en el arte caben. Ni es dable que un vulgar entendimiento Justa idéa conciba Del deleite que logra quien cultiva Con reflexion el musical talento; Pues yá sobre el harmónico teclado Prueba composiciones De escogidos Maestros, ó engolfado En propias invenciones, Las ensaya, las pule, las escribe; Yá por doctos volúmenes percibe, Y manda á la memoria

De su ciencia las leyes y la historia; O las obligaciones considera En que le constituye su carrera, Quando de los Autores Observa los aciertos, los errores. Entre ingenios fecundos y admirables Múchos ve comparables Con aquellos Pintores Que amanerados llaman, porque tódo Lo suelen dibuxar del mismo modo. Otra uniformidad nota en algúnos Que un pasage repiten importunos. Reconoce la turba de Plagiarios, Que las truncadas cláusulas ajustan, Como en obras mosaïcas se incrustan Pequeñas piedras de colores varios. Mira, por otra parte, Los que afectando insólita y profunda Frudicion del arte, Consiguen que el Oyente se confunda En pueriles enigmas intrincados, En laberintos, fugas cancrizantes, Y canones perpetuos, ó trocados; (Que hai tambien en la Música Pedantes.) Luego exâmina el indiscreto bando De los que, amontonando

Notas, harpegios, trinos y posturas Sin plan, sin órden claro, ni sentido, Imitan las pinturas Chinescas, en que al bello colorido Solamente se atiende, Y el dibuxo incorrecto no se entiende. Reflexiona quan pócos se limitan Á la Música propia de su ingenio; Quan pócos se exercitan En discernir el genio Que de cada instrumento es privativo, Para no violentarle con un paso Tal vez irregular, ó intempestivo; È infiere quan escaso El número es de aquéllos que corrigen Sus obras lentamente, Y que por el dictámen se dirigen De un Censor imparcial é inteligente. De Músico instruido no se alabe Quien no tenga á la vista sobre el clave Estos y otros consejos que en el Lacio Á los Poëtas daba el cuerdo Horacio. Él le dirá en su carta á los Pisones Que, sin el arte, quien un vicio evita, En vicio no menor se precipita. Así el Compositor, en ocasiones,

Pensando ser fecundo, es redundante:
Estéril, quando aspira á ser conciso;
Si ser original y estraño quiso,
En la nota incurrió de extravagante;
Por mucho arreglo, y demasiado pulso,
En lo lánguido toca, y en lo insulso,
Y por libre y osada fantasía,
Con frenética furia desvaría.
Sólo de estos escollos se liberta
El Profesor que en su retiro acierta
La senda de la gran Filosofía:
Allí conoce, en fin, que es la Harmonía
Arte no ménos grato y necesario
Al hombre en sociedad, que al solitario.

IX. Era el dia solemne y venturoso

En que públicamente la Academia
Matritense, Real, que enseña y premia
Nobles Artes con zelo generoso
Aplausos y coronas repartía
Á los Alumnos que en su seno cria.
Unidas, pues, allí la Arquitectura,
La Estatuaria, el Grabado y la Pintura,
Á celebrar de tódas la victoria
Vinieron Poësía y Oratoria:
Quando vi aparecerse de repente

Un alado Mancebo En medio de las seis, mas refulgente Que en medio de las nueve el mismo Febo. La magestad de su semblante augusto, Su gracia y bizarría No dexaban dudar que era el Buen-gusto, Que en aquellos salones, Como en propia mansion, se introducía. Las Artes le saludan placenteras; Y él, captando las mudas atenciones. Pronuncia en dulce voz tales razones: "Ya, ilustres Compañeras, Á su colmo ha llegado mi deseéo, Quando aquí de buriles y pinceles, Compases y cinceles Recompensados los conatos veo; Y quando, duplicándome laureles, Otra Academia que á su cargo toma Conservar la pureza del idioma, Al poético númen y Eloquencia Galardones ofrece à competencia. Yo que por glorias tantas Parabienes os doi, tambien los pido. Mas hoi, para turbar mi complacencia, Humillada la Música á mis plantas, Sus quexas de esta suerte ha proferido: S2

¿Seré yo siempre digna de tu olvido? ¡Con que Hermana no soi de mis Hermanas! ¿Yo triste he de vivir, ellas ufanas? Sus Profesores con estables leyes En Cuerpos se rëunen Favorecidos de prudentes Reyes. Mis Hijos á su arbitrio se desunen: Para su propia utilidad se aplican; Mas no se comunican Sus idéas en mutuo beneficio. Mi noble facultad múchos convierten En vulgar y mecánico exercicio; Otros únicamente se divierten Sin estudio metódico, ni juicio; Y no formando autorizado gremio, De enseñanza carecen, y de premio. Por tal descuido lloro Talentos malogrados con desdoro; Pero quien, como yo, no dificulta Lo que en era tan culta Vale tu influxo, con razon confía Que aquí de Filarmónicos un dia Floreciente Academia se instituya. Esta que debe ser empresa tuya, El auge mas dichoso me promete. Tú harás que se sujete

A sólidos preceptos mi doctrina; Que en la Nacion se extienda, Y Europa, si tu amor me patrocina, Del ingenio Español mi ciencia aprenda. Así en el expresivo Tono de un lastimoso recitado La Música exclamó. Yo, penetrado De dolor compasivo, Con su ruego tan justo condesciendo, Y á colocarla en vuestro sabio coro Todo mi esfuerzo dedicar pretendo. Propicias Artes, vuestra ayuda imploro; Que no es advenediza forastera La que por mí con vos se domicilia: Es de vuestra familia, Y de su calidad no degenera: Por las máximas vuestras se dirige: Sencillez, simetría, Variedad y eleccion tambien exîge, Y no ménos activa fantasía. Decidme, pues, qué dones Prevenís á la Huéspeda futura; Y la amistad mas pura Halle en vuestros benignos corazones.» Dixo el Buen-gusto: y las Hermanas bellas

Con mil aclamaciones

Hicieron resonar el circo todo. La Arquitectura entre ellas Á responder empieza de este modo: "Si en algo con mi práctica ingeniosa Servir puedo á la Música, me empeño En fabricar habitacion grandiosa, Y digna de tal dueño; Destinando una inmensa galería Donde conserve el cúmulo de escritos Que de instruccion la sirvan, ó de guia; Y sabrán mis Artífices peritos Edificar teatros desde ahora En tal disposicion, que la harmonia Hasta una gran distancia Despidan mas igual, y mas sonora, De los antiguos renovando el arte, Que olvidó de modernos la ignorancia.» "Yo, dixo la Pintura, por mi parte Adornaré la estancia En que la docta Música resida, Con la serie lucida De objetos que fomenten De los Compositores las idéas,

Y para estilos varios, les presenten

Yá sangrientas peléas,

Yá las amenidades

Del campo, yá naufragios, tempestades,
Grandes hechos de célebres Varones,
Y, en suma, las imágenes mas vivas
De todos los afectos y pasiones
Que el canto ha de expresar. Mis perspectivas
Asistencia le den miéntras resuena
Con métricos acentos en la escena.
"Serán afortunados mis esmeros,

Añadió la Escultura, si consigo
Que en bustos y relieves duraderos,
Y en los troféos que á erigir me obligo,
Se transmita á los siglos la memoria
De quantos dieron merecida gloria
Al arte musical, ó Profesores
Consumados, ó excelsos Protectores.»

El Grabado ofreció que cuidaría
De divulgar en láminas correctas
Las obras mas selectas
En que se prometía
Ver sublimado el Español talento;
Facilitando su loable empresa
Aquel plausible y general invento
De la escritura que á la vista expresa
Con clara exâctitud quanto al oido
Sabe expresar el tiempo, ú el sonido.
Y aun entallar propuso

Diseños de las justas dimensiones,
Formas y proporciones
De antiguos instrumentos ya sin uso,
Y de los que hoi le tienen; de manera
Que pueda en esta era
Reducirse á principios no arbitrarios
Aquella habilidad que se pregona
De los Estradivarios,
Amatis y Guarnerios de Cremona.
Prometió la Eloquencia.

Conceder desde luego á quien describa
El orígen, progresos y blasones
De la música ciencia,
Su método, elegancia y persuasiva;
Y á quien las provechosas instrucciones
Ó teóricas, ó prácticas escriba,
La claridad, primero de sus dones.

Arrebatada entónces del divino
Entusiasmo, y del gozo repentino,
Que ya en el pecho apénas la cabía,
"Yo sola (prorumpió la Poësía)
Yo sola basto á perpetuar la fama
De aquella predilecta Hermana mia
En el jocoso, ú en el serio drama;
Pues si fuera de Italia me desvelo
En buscar un lenguage

Que á tódos para el canto se aventaje, En el Hispano suelo Le encuentro noble, rico, magestuoso, Flexîble, varonil, harmonioso: Un lenguage en que son desconocidas Letras mudas, obscuras, ó nasales; Y en que las consonantes y vocales Se hallan con órden tal distribuidas, Que casi en igual número se cuentan: Nó como en las naciones Del Septentrion, que ofuscan y violentan De las vocales los cantables sones. Multiplicando tardas consonantes; Lenguage, en fin, que ofrece En sus terminaciones Los agudos y breves abundantes, Y de esdrúxulos varios no carece. Mas si en ciertos vocablos algo dura La gutural pronunciacion parece, El buen Cantor la expresa con dulzura; Y evitar su frequencia Es al Poëta fácil diligencia. Yo, pues, con tal idioma Haré que la Española melodía Vaya envidiando ménos cada dia La de Florencia y Roma;

126

Y que admirando gracias del Toscano, Gracias tenga tambien el Castellano. Yo haré, por otra parte, Que vivan en mis odas y canciones Los que su afan dediquen Á propagar de tan dificíl arte Las raras perfecciones; Y que mis justas sátiras critiquen À los que su belleza desfiguren. Y porque los preceptos de esta ciencia En la memoria de los hombres duren, Los cantaré con métrica harmonía Que llegue de la tierra á los extremos. Así con amistosa competencia Música y Poësía En una misma lira tocarémos."

## ADVERTENCIAS SOBRE EL CANTO PRIMERO.

Sientan del ritmo y musicales modos.

de la adequada combinacion del tiempo con diferencias de movimientos apresurados, ó tardos. Los modos se toman aquí no sólo por lo que propia y especialmente se llama modo, el qual es ó mayor, ó menor, segun después se demuestra, sinó tambien por qualquiera serie de sonidos cantables y gratos, que es lo que los Latinos llamaban en general modi, ó moduli. De aquí se dixo modulacion, la qual se verifica, no tan solamente quando el canto va pasando de unos tonos y modos á ótros (como por lo comun se entiende) sinó tambien quando, sin salir del mismo tono y modo, se forma una canturía bien ordenada: en cuyo último sentido una buena modulacion, una buena melodía, y un buen canto se pudieran tomar por sinónimos.

Y el otro de la séptima á la octava, &c.

Aquí se describe la disposicion de los tonos y semitonos en el modo menor al baxar, que es la mas natural y propia, y la que se determina con los acciden-

La otra disposicion que se observa en el mismo modo menor al subir, quando desde la tónica á la séptima se cuentan cinco tonos y un semitono (y nó quatro tonos y dos semitonos) y quando desde la propia tónica á la sexta se cuentan quatro tonos y un semitono (y nó tres tonos y dos semitonos) se tiene por irregular: y así solamente se expresa con signos accidentales, que, como ajenos del verdadero carácter del modo menor, no se escriben junto á la clave, sinó en el discurso de la composicion música, siempre que el Autor los cree necesarios para la expresion y gusto de ella.

De intervalos que iguales se suponen.

Los semitonos no son perfectamente iguales en la teórica, aunque en la actual division práctica de nuestra escala se usan como si lo fuesen; y por esto se dice aquí que se suponen iguales, y nó que lo son.

PAGINA 10. VERSO 7.
Sus partes sienta, y sus distancias mida.

Acaba de explicarse aquí, por una parte, la distribucion de los tonos y semitonos, cuya diversa colocacion constituye los dos modos mayor y menor en la escala diatónica, y por ótra, la naturaleza de la escala cromática; y notará alguno que no se trata de los bemoles y sostenidos, sin cuyo auxílio no pueden formarse aquellos mismos dos modos en todos los doce puntos que

dividen nuestra escala cromática. Pero con una breve exposicion de ciertos principios, se conocerá el motivo que el Autor ha tenido para no entrar en este por-menor. En la naturaleza no hai bemoles ni sostenidos, y por consiguiente tampoco hai los bequadros que se han inventado para quitar aquéllos y éstos. Qualquiera voz que se entone, puede ser yá bemol, yá sostenido, ó yá natural; pues no tiene de suyo carácter alguno absoluto que la califique de lo uno ni de lo otro: y por esto los Cantores suponen cantar siempre en tono natural, aunque en el papel que tienen presente haya muchos sostenidos, ó bemoles. Tódo consiste en que consideran la nota que se elige por tónica, yá como Ut ó Cesolfaut, si el modo es mayor, ó yá como La ó Alamiré, si el modo es menor. Los demas tonos se reducen á la norma de estos dos primitivos y naturales; y así, explicado el órden de los intervalos que componen el modo mayor en Ut ó Cesolfaut, y el menor en La ó Alamiré, se infiere qué puntos deben subir un semitono por medio del sostenido, ó baxar un semitono por medio del bemol, para formar los propios modos en otros tonos con la misma graduacion y método.

Esta doctrina se aclarará con un exemplo. Supongamos que para un modo mayor se toma por nota tónica ó fundamental el segundo punto de la escala natural diatónica de Cesolfaut, el qual es Delasolré. Siguiendo los grados naturales, encontramos que desde su tercera, que es Fefaut, hasta su quarta, que es Gesolreut,

hai la distancia de un tono entero, lo qual se opone al precepto de los dos versos:

Mas de tercera à quarta se procede Por espacio de un solo semitono.

Será, pues, necesario subir aquel Fefaut un semitono por medio de un sostenido para que se acerque al Gesolreut, y éste quede á la distancia de medio tono, y nó de uno.

En los dos versos siguientes se dice:

Y lo mismo sucede

De la séptima voz hasta la octava.

Luego será necesario que el Cesolfaut, que por sí es natural, y es la séptima nota de la escala de Delasolré, suba otro semitono, para que desde él hasta la octava haya tambien medio tono, y nó uno entero: de que resulta demostrado que el modo mayor en Delasolré debe tener dos sostenidos, uno en Fefaut, y ótro en Cesolfaut, para que los grados de que se compone, tengan la misma distancia y órden que el de Cesolfaut natural que se ha propuesto como por modelo. Lo mismo se requiere respectivamente para la formacion de las restantes escalas, ó mayores, ó menores sobre qualquiera tónica, cuya prolixa operacion no debe explicarse en un Poema, que sólo ofrece los elementos principales é invariables, sin descender á preceptos subalternos.

La prueba mas evidente de que, como arriba se ha dicho, no hai en la naturaleza sostenidos ni bemoles, es que si despues de haber tocado, por exemplo, una

sonata por el término de Cesolfaut natural, se quiere tocar por el de Cesolfaut con siete sostenidos, se puede lograr el fin sólo con templar el instrumento medio punto mas alto, y tocar como en el tono natural: de suerte que los mismos puntos que se hubieran llamado sostenidos en el instrumento templado un semitono mas baxo, se llaman naturales en el mismo instrumento templado un semitono mas alto. Conclúyese de aquí que los sostenidos y bemoles son signos utilísimamente inventados para la escritura y execucion de la Música, y para ajustar los instrumentos con las voces humanas; pero que sin necesitar de tales signos, se comprehende mui bien la naturaleza de los dos modos mayor y menor, que es lo que se quiere explicar en el lugar de este Poema, de que aquí se trata.

Ultimamente, quando en una escala natural y diatónica, ó que se supone tal, se encuentra una nota que por accidente sube ó baxa un semitono (en cuyo caso aun la misma escala natural necesita del bemol, ó del sostenido) es porque la escala diatónica ha tomado prestada alguna nota de la escala cromática. Y éstos son los principios mas sencillos á que se ha procurado reducir la exposicion del sistema músico en esta parte.

D'AGINA 10. VERSO 20.

O al mas profundo son del contrabaxo, &c.

Hai varias disputas entre los investigadores profundos del arte músico sobre fixar límites á la suma de los sonidos que llaman apreciables, esto es á aquéllos que el

oido humano puede percibir y apreciar clara y distintamente, contando desde el mas grave hasta el mas agudo. En este particular se puede decir del oido lo mismo que de la vista. Hai hombre que ve perfectamente un objeto, v. g. á doscientos pasos de distancia, y ótro que á cinquenta apénas le divisa. Del mismo modo un sonido que por ser demasiado profundo, ó demasiado agudo, es inapretiable para ciertos oidos, será apreciable para ótros mas delicados. Pero habiéndose de dar aquí una idéa general de que los sonidos tienen algun límite así en lo extremadamente alto como en lo extremadamente baxo, se dice, sólo por via de exemplo, que el sonido mucho mas profundo que el diapason del contrabaxo, ó mucho mas alto que el de un pito agudo, no se puede discernir ni entonar claramente.

Pero si la ingeniosa Melopéa, &c.

Llamaban los Griegos Melopéa el arte de componer un canto con buena melodía.

Su octava y quinta, y su mayor tercera, &c.

En rigor, quando se hiere una cuerda sonora, no resuenan su quinta y su tercera, sinó la octava de la quinta, que es la docena, y la doble octava de la tercera, que es la deci-setena, ó décima-séptima; pero estos intervalos tan distantes se suelen reducir á los mas inmediatos para facilitar los cálculos de harmon¹a.

PAGINA 18. VERSO 11. En que Guido Aretino, &c.

A principios del siglo XI. el Monge Benedictino Güido de Arezzo, ó Aretino, reduxo el sistema músico á la forma que hoi substancialmente conserva.

PAGINA 18. VERSO 21.

De Zarlino, Salinas y Tartini, &c.

Entre los doctos Escritores que se han dedicado á restaurar é ilustrar la teórica de la Música, merecen particular distincion el célebre Español Francisco Salinas; los Italianos Joseph Zarlino, Pedro Cerone (que aunque natural de Bérgamo, vivió largo tiempo en España, y escribió en Castellano) Joseph Tartini, y el P. Fr. Juan Bautista Martini; el Frances Juan Bautista Rameau, y el P. Atanasio Kírchêr, Aleman: y aunque las opiniones de estos Maestros son á veces encontradas, se elogian aquí imparcialmente las taréas de todos ellos, porque únos y ótros han contribuido al adelantamiento de la facultad por diversas sendas.

PAGINA 20. VRESO 6. Que era el compas varon, hembra el sonido.

Véase el tratado De Poëmatum cantu et viribus rythmi, que los mejores Críticos como Franckenau, Morhosio, Du Bos, &c. atribuyen á Isaac Vosio. En la pag. 14. de la edicion de Oxford hecha en 1673. Hinc est (dice) quod Pythagorici cantum feminam, rythmum vero marem appellent.

Y que hoi se llama el mas perfecto y noble.

Antiguamente se tenía el compas ternario por mas perfecto, como puede verse en el cap. V. del libro XVII. de Pedro Cerone. Las razones en que se fundaba esta opinion, han parecido débiles á los modernos; y ya por compas perfecto sólo se entiende el binario.

La nota principal, y que más dura, Llamada semibreve, &c.

Aunque se conocen tres figuras que duran mas que el semibreve, y son breve, longa y máxîma, tienen ya poco ó ningun uso en lo moderno; pues ligando muchos semibreves continuos, se logra el mismo efecto que escribiendo notas de mayor duracion que el semibreve.

## ADVERTENCIAS SOBRE EL CANTO SEGUNDO.

Y aun la adorna con pasos de garganta, &c.

Las glosas, por lo comun, son adornos viciosos y de mal gusto; pero si, empleadas con moderacion, pueden alguna vez admitirse oportunamente, es en la expresion de la alegría. En otra qualquiera disposicion del ánimo parecen inverosímiles; y no excitan otro afecto que el de la admiracion, quando se executan con destreza.

Los juguetes festivos y graciosos, &c.

A la especie de Música que en este lugar se describe, dan los Italianos el nombre de Scherzo; y los modernos Compositores Alemanes la usan con singular acierto y gracia. Esta consiste principalmente en la simetría y ritmo señalado del compas, que aquí se llama saltante por falta de otro término mas recibido que caracterice el estilo de una Música viva, propia del baile alegre.

Tambien podrá notarse de paso (aunque parezca digresion) que el Autor escribe después Pantomima, y nó Pantomina, como algunos dicen por ignorancia de la etimología de este vocablo, y de la práctica de los

que hablan bien. Va prevaleciendo tánto el abuso de pronunciar Pantomina, que, á no hacer esta salva, se expone á ser injustamente criticado el que diga Pantomina; al modo que de poco tiempo á esta parte suele serlo qualquiera que fundado en el buen uso, y en la autoridad del antiguo Diccionario de la Real Academia Española, pronuncia la x de la voz luxô como c y s, y nó como j.

Sólo el trino y el trémulo mordente, &c.

Los Facultativos curiosos podrán consultar acerca del trino, del mordente, y otros adornos del canto lo que escribe Juan Bautista Mancini en su libro intitulado Riflessioni pratiche sul canto figurato, y principalmente el artículo X. pag. 155. y siguientes de la tercera edicion publicada en Milan año de 1777.

## ADVERTENCIAS SOBRE EL CANTO TERCERO

Vosotros, o Censores, &c.

il o han faltado Escritores que hayan vituperado la Música, tratándola de arte frívolo, inútil, poco decoroso, y aun perjudicial. Tomas Garzoni en su erudito libro Italiano intitulado La Piazza universale di tutte le Progessioni del mondo, discurso XLII. se tomó el trabajo de recopilar y refutar largamente las opiniones de los enemigos de la Música: y no parecerá ociosa en este lugar la defensa de ella, por si acaso aquellas personas mal organizadas de que se habló en el Prólogo de este Poema, quieren dar oidos á la razon, ya que los niegan á la harmonía.

De cimbalos, kinores, &c.

Quien desée individual noticia de estos y otros muchos instrumentos músicos de los Hebréos, podrá leer con utilidad las curiosas investigaciones del P. Martin en el primer tomo de su Historia de la Música, las del Abate Mattei en varias Disertaciones con que ilustró su elegante Traduccion de los salmos en verso Italiano, el Gabinete harmónico del P. Felipe Bonanni, y la DiserXII.

tacion Latina de Francisco Bianchini De tribus generibus instrumentorum Musicae veterum organicae.

De los tres cantos que à este fin empléa, &c.

Entre el canto llano, sobre cuyo conocimiento parece no puede quedar duda despues de la descripcion que aquí se hace de él, y el canto de órgano, que rigurosamente se entiende aquél que admite los mas brillantes y artificiosos adornos del contrapunto (como acontece, v. g. en las misas cantadas solemnemente á muchas voces con orquesta) hai un canto rítmico que participa de ámbos, qual es el de los himnos y sequencias; pues sin ser tan compuesto como el canto de órgano, es mas vario que el llano ó coral, segun se describe en la página 57, con el nombre de canto figurado. El P. Fr. Pablo Nasarre en su Escuela Música, tom. I. lib. II. cap. XIX. le llama canto mixto. Otros que, al parecer, no reconocen esta distincion, le confunden generalmente con el canto de órgano, usando como sinónimos los nombres de canto de órgano, y canto figurado. Pero la diferencia que aquí se hace de los tres cantos, está fundada en el dictámen y práctica de los que hablan con exâctitud; pues al oir cantar, por exemplo, el himno Pange lingua, ningun inteligente dirá que es en rigor canto de órgano, ni ménos canto llano puro, sinó canto figurado.

A que aplica estas cinco variedades.

Las fiestas de la Iglesia Católica son ó de primera clase, ó de segunda, ó dobles mayores, ó dobles menores, ó semidobles. En las mas solemnes se usa de aire mas lento que en las ótras; y estas cinco variedades de movimientos pueden corresponder á las de los cinco aires Largo, Adagio, Andante, Alegro y Presto. Véase el Canto I. pag. 22. verso 24.

Y à Juan el Damasceno en el Oriente, &c.

Bien sabido es que en Occidente restauraron el canto eclesiástico S. Ambrosio y S. Gregorio, y en Oriente S. Basilio; pero no lo es tánto que contribuyó á lo mismo, tambien en Oriente, S. Juan Damasceno. El Abad Martin Gerberto en su estimable obra De cantu et musica sacra aclara con suma erudicion éste y otros puntos mui importantes en la Historia de la Música. Véase el tom. II. cap. I.

Siendo todos los puntos veinte y siete, &c.

La extension total de las voces humanas desde lo profundo del baxo hasta lo elevado del tiple, suele variar segun el alcance extraordinario de algunos Cantores; pero, en lo regular, se observa que no suele pasar de veinte y siete puntos llenos y bien entonados.

Las varias propiedades

Que inseparables son de las edades.

Como este precepto, que aquí se contrahe á la Música, es el mismo que se aplica á la Poesía en la Epístola \* de Horacio á los Pisones, no ha tenido reparo el Autor de trasladar literalmente estos dos versos que usó él mismo en la Traduccion que publicó de aquella Epístola: y casi lo propio ha hecho en estos dos del Canto V. página 117.

Que, sin el arte, quien un vicio evita, En vicio no menor se precipita. \*\*

PAGINA 62. VERSO 16.

Pues no hai tiple en violon, ni en contrabaxo, &c.

El violon suele subir hasta tocar en algunos puntos de los baxos del tiple; el violin y la viola, baxar á algúnos de los medios del violon; y éste á algunos del contrabaxo; pero no hai instrumento que á un mismo tiempo pueda comprehender tan completamente como el órgano y el clave todos los sonidos que ordinariamente caben en la escala de los tiples, y en la de los baxos.

PAGINA 64. VERSO 7.

De Patiño, Roldan, Garcia, Viana, &c.

El plan de un Poema que no debe degenerar en mera

<sup>\*</sup> Aetatis cujusque notandi sunt tibi mores. Vers. 156.

<sup>\*\*</sup> In vilium ducit culpae fuga, si caret arte. Vers. 31.

narracion histórica, no permite se citen aquí los muchos insignes Maestros de Capilla que han florecido, y aun hoi florecen, en España; y por eso únicamente se hace mencion de algúnos de los antiguos, quales son Cárlos Patiño, Juan Roldan, Vicente García, Matías Juan Viana (que pasa por inventor del baxo continuo) Francisco Guerrero, Luis Victoria, Matías Ruiz, Christóval Morales, Sebastian Duron, D. Antonio Líteres, Don Joseph de San Juan y D. Joseph Nebra.

PÁGINA 64. VERSO. 10.

Un acreditado y curioso Facultativo ha calculado que sólo en las Iglesias Catedrales y Colegiatas de esta Península que tienen capillas formales, se empléan anualmente mas de 4000 ducados de renta fixa para costear la Música consagrada al culto divino, sin contar los emolumentos de cada Profesor en las fiestas particulares, que solamente en Madrid se asegura ascienden á 200 pesos anuales.

Del sentido mas pronto y delicado.

Aures, quarum est judicium superbissimum. Cic. in Orat. ad Brutum.

PAGINA 68. VERSO 12.

De los Instrumentistas de aquel coro.

No es exâgeracion poética lo que aquí se dice en elogio del floreciente estado que hoi tiene la orquesta de XVI.

la capilla del Rei. Confiesan los inteligentes y desapasionados que, aunque en varias Cortes de Europa hai famosos Tocadores, en ninguna se halla un cuerpo de ellos tan escogido como aquél. A lo ménos es constante que cada uno de sus individuos ha pasado por un êxámen y rigurosa prueba que no se acostumbra en otros paises; por cuya razon ha parecido asunto digno de un episodio en Poema escrito por un Español. Igual oposicion hacen respectivamente los Cantores; pero se ha elegido como mas poética la descripcion de la competencia instrumental: y para dar mayor dignidad á la materia, se habla sólo de la capilla del Rei, aunque en ótras varias del Reino se practican tambien oposiciones semejantes á la que aquí se describe.

#### ADVERTENCIAS SOBRE EL CANTO QUARTO

Y ya, en vez de cantarse, se leia.

Está averiguado que los Griegos y Latinos cantaban sus versos constantemente; y por eso empezaban sus Poemas diciendo con propiedad: 10 canto. Los modernos conservamos la costumbre de principiar los nuestros del mismo modo, sólo por imitacion de los antiguos; y á no ser porque la práctica ya recibida nos autoriza para ello, debiéramos escusarlo; pues aunque recitemos ó declamemos los versos con alguna diferencia de la prosa, no los entonamos de suerte que podamos darles nombre de verdadero canto.

PÁGINA 79. VERSO 12. El célebre Jommelli, &c.

Conviene dar aquí alguna noticia de este acreditado Compositor para justificar el motivo por que se ha puesto en boca suya la descripcion de la Música teatral; y á este fin se extractará algo de lo que escribió el erudito Abate Mattei en la relacion de las solemnes exêquias celebradas en Nápoles á aquel Maestro el dia 11 de Noviembre de 1774, la qual se halla inserta al fin del tomo II de su obra intitulada Saggio di Poesie Latine ed Italiane, pag. 268.

X 2

XVIII.

"Nicolas Jommelli nació en Atella en el Reino de Nápoles en 1714, y murió en el mismo Nápoles á 28 de Agosto de 1774. Se distinguía por la suavidad de su trato, y principalmente por su moderacion en juzgar de sus Compañeros, elogiándolos siempre, aunque algúnos de ellos no usaban igual moderacion con él. Su instruccion no se limitaba á la profesion música; y escribía algo en verso con bastante gusto. Ademas de haber hecho profundo estudio de Música práctica con el famoso Leonardo Leo, había estudiado fundamentalmente la teórica en Bolonia baxo la direccion del célebre P. Martini, á quien no se desdeñó de sujetarse, aunque ya había compuesto dramas con feliz éxîto en los mejores teatros. Despues de ser Maestro de uno de los Conservatorios de Venecia, y servir tambien en la Iglesia de S. Pedro de Roma, pasó, llamado, á la Corte del Duque de Wittemberg, en donde permaneció muchos años, tratado con suma distincion, y recompensado generosamente por aquel Príncipe. El Rei de Portugal, aunque nunca logró atraherle á Lisbóa, le señaló una crecida pension, sin otra obligacion que la de enviarle copias de todo lo que escribiese. Retirado á Nápoles con motivo de la enfermedad de su muger, pasaba quietamente la vida, habitando lo mas del tiempo en su bella casa de campo de Aversa.

Sus composiciones quedarán para eterno monumento de su habilidad; pero no hai múchas en Italia; porque, estando en ánimo de volver á Alemania, dexó todos sus papeles en Stutgard, y el Duque de Wittemberg

los guarda zelosamente como un tesoro. Procuró Jommelli distinguirse de ótros con un estilo enteramente suyo: su fantasía era siempre fecunda, y sus vuelos siempre líricos y Pindáricos, pasando de unos tonos á ótros de un modo nuevo y doctamente irregular. Escribió infinitas obras, porque era casi Repentista; y lo que es mas estraño, solía pecar por demasiado artificio y dificultad: defecto mas propio de quien escribe póco con mucho estudio y timidez, que de quien escribe impetuosamente y de improviso. Así como aquel mismo artificio y dificultad de sus obras le grangearon el aplauso de los inteligentes, le hicieron perder alguna vez en el teatro los del pueblo. Una Música ligada como la suya, que pedía grande union, execucion excelente, y silencio del auditorio, no podía hacer efecto en los ánimos desdeñosos, ó mal contentadizos de aquellos Italianos que dicen que la Música de Gluck, de Jommelli, de Bach, de Hasse, &c. es áspera y de un genio Tudesco, gustando más de las Barcarolas de Venecia, y de aquel estilo mas lleno de flores y hojas que de fruto: ademas de que en casi todos los teatros de Italia reina la confusion, no se atiende á la accion del drama, y enmedio de la distraccion y conversaciones, apénas se logra silencio en alguna aria de importancia. Vino Jommelli á Nápoles, y escribió la Opera de la Armida; y yá séa porque se contuvo un poco, ó yá porque los Cantores eran á la verdad mui hábiles, y con su buena execucion hacían fácil lo difícil, tuvo la Armida la mas completa aceptacion en el pueblo y

entre los doctos. Compuso después el Demofoonte, alejándose algo del gusto popular; y sin desagradar al vulgo, agradó á los doctos tánto como la Armida. No sin alguna imprudencia escribió después la Isigenia con un estilo mas elevado y exquisito: el pueblo quedó descontento, aunque para decir verdad, consistió en que muchos de los Cantores, que habían tenido poco tiempo para ensayar la Opera, concluida por Jommelli en el mismo dia en que se dió al teatro, la executaron mui mal. A pocas noches dexó de representarse aquella Opera que hoi se admira, y que corre y correrá por todos los claves como superior á las dos antecedentes; pero éstas son las caprichosas alternativas del teatro. Contristóse Jommelli, y á poco tiempo le acometió un accidente de apoplexía. Restablecido después, escribió, aunque resentido, una cantada en celebridad del parto de la Reina de Nápoles, en que hai admirables trozos de Música: y su última obra fué el Miserere á dos voces, puesto en verso Italiano por el citado Sr. Mattei."

El Escritor de quien se extractan estas noticias, sin embargo de haber sido íntimo amigo de Jommelli, se explica con imparcialidad, y sin duda es de mucho peso su voto en materias de gusto musical, así por haber compuesto una juiciosa Disertacion sobre la Flosofía de la Música, como porque en su Traduccion de los salmos ha dado pruebas de gran manejo y delicadeza en la Poesía propia para el canto.

No dudéis, Compañeros, les decia, &c.

Las varias opiniones y partidos de algunas naciones Européas sobre preferencia en la Música han ocasionado desde mui antiguo, y hasta nuestros dias, contiendas capaces de intimidar y confundir á quien, sin prescindir de ellas, intente pronunciar juicio favorable, ó adverso á qualquiera de aquellas naciones. El Autor de este Poema ha creido sin pasion que Españoles, Italianos, Franceses y Alemanes merecen elogios diferentes por haber sobresalido en diferentes ramos de la ciencia musical. España ha producido los mas sabios é ingeniosos Maestros de Música eclesiástica, de los quales se nombran algúnos en el Canto III. pag. 64, y múchos más podría citar el que de intento emprendiese escribir una Historia de la Música Española. Los Alemanes y Bohemos se han distinguido modernamente en la Música instrumental, dando á su estilo nervioso y harmónico la gracia y suavidad expresiva del Italiano. Bien conocidos son en el género sinfónico Háyden, Vanhall, Schwindl, Gásman, Juan, Cárlos y Antonio Stámitz, Bach, Wagenseil, Filtz, Cannabich, Crámer, Toesky, Vanmáldere, Kammell, Camerlocher, Schmidt, Ditters, Asplmair, Hueber of Huber, Misliwececk (que tambien ha compuesto con aceptacion Música vocal) y otros múchos de no inferior mérito, cuyos nombres, por su dificultad y dureza para la pronunciacion Española, no se han expresado en los versos de la Division V. del V. Canto destinados á elogiar los Compositores Alemanes.

Por otra parte ¿quién ignora lo que se ha adelantado la teórica en Francia con las obras de Mersenio, Sauveur, Burette, Nivers, Blainville, Rameau, Dalambert, Rousseau, Serre, Roussier, Balliere, Mercadier, Jamard, Bethizy, y tantos profundos indagadores así de los fundamentos como de la historia de la Música? Y en fin ¿qué Profesor, ó Aficionado necesita mas que recorrer su memoria para formar fácilmente un prolixo catálogo de famosísimos Italianos, Maestros de Música teatral? Por tan justos motivos se puede afirmar, sin agravio de ninguna de estas quatro naciones, que corresponde una gloria (nó exclusiva, pero sí mui señalada) á España por su Música eclesiástica, á Italia por la del teatro, à Alemania por la instrumental, y à Francia por los doctos escritos con que ha ilustrado la parte teórica y doctrinal del arte.

PÁGINA 82. VERSO 12.

Patético el oboé, &c.

Lo patético se toma aquí nó por triste y lánguido, como ordinariamente se entiende, sinó por expresivo y capaz de mover las pasiones, que es lo que propiamente se llama patético. Esta excelencia conviene al oboé con particularidad, por ser el instrumento mas semejante á la voz humana.

PAGINA 84. VERSO 20. De Thëon el Pintor sigue la idéa, &c.

Aelian. Variae Historiae lib. II. cap. XLIV.

#### PAGINA 87. VERSO 7. Que Demetrio infelice, &c.

Alude á la escena VII. del acto III. del Antígono de Metastasio, la qual ha sido puesta en Música por los mas célebres Compositores.

Comparacion, metáfora, ó sentencia, &c.

El Caballero Antonio Planelli en su tratado Dell' Opera in Música (pag. 85.) defiende, con aquel delicado gusto que reina en toda su obra, que así las máxîmas ó sentencias, como las comparaciones, rara vez debieran ser asunto de las arias, y que éstas se empléan mejór en expresar afectos. Pero aunque es indubitable que nada ayudan á la invencion del Músico las sentencias, no podrá decirse tan absolutamente lo mismo de las comparaciones, si ofrecen imágenes que séan imitables con la Música. Suelen los Poetas introducirlas tan inoportunamente, ó tan repetidas, que puede serles mui útil el prudente consejo que les ha dado el Señor Planelli; pero éste no es defecto de los Compositores músicos con quienes aquí se habla, prescindiendo de la question puramente poética. Y supuesto que es tan frequente usar de sentencias, de metáforas, y de comparaciones en las arias, parece que quedaría incompleta la definicion de éstas, si, considerándolas, nó como son, sinó como debían ser, sólo se dixese que son canciones en que se expresan afectos.

## Hacen alarde canto y sinfonia.

La voz sinfonía se usa aquí en su mas propio significado, que es el de conjunto harmónico de una orquesta; y nó en el de la composicion que se llama tambien obertura.

### O convertir el canto en recitado.

En arias de buenos Maestros se observa tal qual vez interrumpido el canto con algun verso recitado; cuya expresion suele causar excelente efecto, y puede reputarse por una de las fuentes de la variedad musical: al modo que tambien lo son los arbitrios que aquí se indican de mudar yá el compas, yá el aire; pasar inopinadamente de un tono á ótro; y usar del unisono en ciertos pasages alternados con ótros en que haya harmonía. De semejantes contraposiciones nace lo que en la Música, como en la Pintura, se llama claro y obscuro; debiendo observarse que en él consiste casi todo el atractivo de la Música moderna así vocal como instrumental, y que solo el freqüente uso que hoi hacemos del piano y el fuerte, ha introducido en ámbas una variedad que hace nuevas las cosas mas oidas.

Sinó hacer agradables los errores.

El ingenio puede hacer que deleiten las mismas impropiedades que el juicio desaprueba; y esto es lo que

XXV.

Quintiliano llamó vicios dulces (dulcibus vitiis) al fin del cap. I. del lib. X. de las Instituciones oratorias.

PAGINA 94. VERSO 12.

Cantor Germano del Cantor de Tracia.

Alude á la Opera de Orféo, puesta en Música por est Caballero Christóval Gluck, que tambien ha compuesto, entre otras obras, la Ifigenia, Alceste, y Páris y Elena. La celebridad de su nombre, que cada dia va en aumento, acredita quan merecidos son los elogios que aquí se le tributan, y al fin triunfará de las críticas con que han pretendido disminuir el mérito de sus composiciones algunos Censores envidiosos, ó preocupados, de cuya persecucion jamas pueden libertarse los hombres grandes, y particularmente los ingenios inventores que se apartan del camino trillado.

#### ADVERTENCIAS SOBRE EL CANTO QUINTO.

Nombre de aquartetadas, &c.

Andernamente oimos llamar así entre algunos Profesores y Aficionados de Madrid aquellas sinfonías compuestas á manera de quartetos, en que las partes obligadas é indispensables son, por lo comun, el primer violin, el segundo, la viola y el baxo, no haciendo falta notable los oboés, trompas, flautas, fagotes, &c. Todos los que escriben deben contribuir á que las artes se enriquezcan de términos expresivos, propios y necesarios; cuyas calidades concurren en el adjetivo aquartetada, siendo su formacion nada repugnante al genio de nuestra lengua. En este Poema se ha procurado introducir, ó propagar el moderado uso de algunas palabras que parecerán nuevas en la acepcion que se las da: para lo qual concede el estilo didáctico mas facultad que ótro alguno. Usando de ella, se llaman v.g. en este mismo Canto llenos los que los Italianos llaman tutti en los conciertos.

Mas pronto en fastidiarse que el oido.

Parece que la suma delicadeza del oido, y la activa impresion que en él hace el deleite de la sonoridad, son los motivos por que le fastidia una Música mui repetida, y el gusto musical varía tan á menudo: observacion que conviene con aquel fundado principio de Ciceron (de Orat. lib. III. 25.) Voluptatibus maximis fastidium finitimum est.

Y tal vez una escena recitada, &c.

Es bastante moderna la invencion de recitar con un instrumento imitando la voz humana. En el Adagio del Quarteto V. de la obra IX. del ingenioso Compositor Aleman Joseph Háyden, y en el penúltimo Quarteto de otra obra de Húber se pueden ver dos graciosos exemplos de aquel feliz pensamiento.

Sólo á tu númen, Hayden prodigioso, &c.

Si el elogio de Joseph Háyden, ó Héyden, se hubiese de medir por la aceptacion que sus obras logran actualmente en Madrid, parecería desde luego excesivo, ú apasionado. El Autor de este Poema, sin entrar en paralelos odiosos, ni querer obligar á sus Lectores á ser tan parciales de Háyden como él mismo se precia de serlo, se ha contentado con indicar algunas prendas que más sobresalen en las composiciones de aquel insigne Maestro, y que nadie puede negarle, principalmente su fecundidad. Pero sin duda hallarán diminuto este elogio los que oigan sus varios juegos de sinfonías, yá concertantes, yá aquartetadas, sus quartetos, trios y sona-

XXVIII.

tas, su Oratorio sacro intitulado Il ritorno di Tobia a cinco voces, su Stabat mater a quatro, &c.

En laberintos, fugas cancrizantes, &c.

Hasta en los errores es la Música hermana de la Poesía, pues así como el mal gusto ha introducido en ésta los versos acrósticos, los retrogados, los paranomásticos, los pies forzados, &c. tambien ha propagado en aquélla las puerilidades y pedanterías de que aquí se habla. Los que tengan curiosidad de conocer hasta qué punto se ha sutilizado el difícil arte de componer en semejante estilo, podrán ver el libro XXII. del Melopéo y Maestro de Pedro Cerone: obra tan docta como prolixa, en que su antiguo y estimable Autor se propuso abrazar toda la facultad música, y por consiguiente tuvo disculpa para no haber omitido el tratado que intitula De los enigmas musicales.

En discernir el genio

Que de cada instrumento es privativo, &c.

Los Compositores deben conocer no sólo el alcance ó extension de diapasones de las voces é instrumentos, sinó tambien su peculiar modo de cantar, y observar las diferencias de efectos que un mismo pasage produce segun la voz, ó instrumento que le executa. Por falta de este conocimiento, algunos doctos Maestros de capilla han escrito pasos, que, siendo naturales y

fáciles, v. g. en el órgano, se hacen violentos, ó imposibles en el violin. Evitarán este inconveniente los que no contentos con estudiar la Música, estudien tambien la mecánica de los instrumentos, sin cuya circunstancia queda imperfecta la ciencia de un Compositor.

Vinieron Poësia y Oratoria, &c.

Quando en la Real Academia de S. Fernando se celebra pública y solemne distribucion de premios, se acostumbra leer poemas y oraciones en elogio de las nobles Artes que profesa; y así no es ficcion poética introducir aquí la Poesía y la Oratoria como testigos de aquel acto.

Otra Academia que à su cargo toma, &c.

Alude á la Real Academia Española, que ha empezado desde el año de 1778. á estimular á los ingenios, proponiendo premios de Poesía y Eloquencia.

Edificar teatros desde ahora, &c.

Merece leerse lo que acerca de la fábrica y conveniente disposicion de los teatros escribió el Conde Algarotti en el cap. VI. de su utilísimo Ensayo sobre la Opera.

La claridad, primero de sus dones.

Prima est eloquentiae virtus perspicuitas. Quintil. Inst. Orat. lib. II. cap. III.

PÁGINA 124. VERSO 25.

Pues si fuera de Italia me desvelo, &c.

Aunque á los Lectores imparciales, y dotados de buen oido, que hayan exâminado con atencion la lengua Castellana, parezca desde luego justo el elogio que en este lugar se hace de ella, considerándola, respecto al canto, superior á todas las que hoi se usan, despues de la Italiana; no les desagradará ver explicada con algunas reflexíones esta verdad, en que tal vez no convendrán los Estrangeros que ignoran nuestro idioma, y aun muchos Españoles que le hablan sólo por costumbre, sin detenerse en estudiarle.

El Orador y el Poeta conocerán la fecundidad de nuestra lengua, su magestad, su expresion, su gracia, su docilidad para los diversos estilos; pero el Músico se contenta con juzgar de su harmonía. Y naciendo ésta de la suavidad y de la variedad, á él pertenece demostrar quan felizmente concurren ambas calidades en el Castellano.

La suavidad de las voces de un idioma consiste principalmente en la abundancia de las vocales, porque ellas son las letras sonoras y cantables; y las consonantes, que no pueden articularse por sí solas, únicamente sirven de retardar, ó confundir el sonido de las vocales. De este notorio principio resulta que \* la lengua que mas abunde en ellas, será la mas acomodada para el

<sup>\*</sup> Isaac Vosio De Poëmatum cantu et viribus rythmi, pag. 53. Omnino eos recte sentire qui existimant prout quacque lingua p uribus abundet vocalibus, tanto eam cultiorem esse censendam, nec quidquam omatui et elegantiae aeque obesse quam frequentiam consonarum.

canto, como lo es sin disputa la Italiana, cuyas dicciones terminan ordinariamente en vocal. Lo mismo sucede, aunque nó con tanta frequencia, en el Castellano; al contrario de los idiomas septentrionales, que no sólo en las terminaciones, sinó tambien en los principios y medios de las palabras, suelen admitir muchas mas consonantes que vocales. Ademas de esto debe notarse que las consonantes en que acaban los vocablos Castellanos, son las ménos duras; y así no tienen sus finales en B, ni en C, ó K, ni en F, ni en G, ni en LL, ni en M, ni en P, ni en T, como acontece en varias voces Latinas, v.g. ab, sub, ob; ac, sic, hoc; musam, dominum, sermonem; amat, monet, legit, s'cut; en algunas Francesas, como sac, bec, public; chef, vf; travail, vermeil; cap, galop, &c. y en múchas Inglesas, como of, dog, book, drop, &c. Mucho ménos permite el Castellano terminaciones en dos ó mas consonantes, como las hai, por exemplo, en las palabras Latinas est, ast, tunc, stirps, frons, ars, plebs, urbs, falx, arx, amant, y otras infinitas personas de verbos; ó en las voces Francesas arc, turc, parc, musc, &c; ó en las Inglesas world, storm, drink, &c; y en múchas Alemanas, y de lenguas derivadas del Aleman.

Exîge, pues, la índole del idioma Castellano que sus vocablos terminen en las consonantes ménos ásperas: v. g. en D, que es mas suave que la T, como merced, césped; en L, que lo es mas que la LL, como sutil, fácil; en N, como desden, númen; en R, (y nunca en RR) como amor, nácar; en S, como pais, cútis; y

XXXII.

en Z, como feliz, cáliz. Las voces terminadas en X (pronunciándola guturalmente al modo que la J) son poquísimas, como carcax, relox \*; y así, la aspereza que realmente tienen, no perjudica á la dulzura del total de la lengua. Si otras dicciones finalizan en las consonantes que se reprueban por duras, ó son nombres propios, por lo general êxóticos, como Jacob, Dantzick, ó son mui contadas, como zenit, fagot, y alguna ótra que dificilmente se encuentra.

De aquí proviene que es en nuestra lengua incomparablemente mayor el número de las voces sonoras y apacibles que el de las duras é ingratas. Pero todavía restan observaciones que pueden confirmar este supuesto. Séa la priméra que las cinco vocales A, E, I, O, U, que entran en las sílabas del idioma Castellano, tienen, como en el Toscano, un sonido claro, lleno, señalado y constante, sin que admitamos aquellas voces confusas y obscuras de que abunda, por exemplo, la lengua Francesa. Tales son la E muda, como en estas palabras: le, trouble, traître; la U Francesa, como en éstas: fût, chute, juge; y muchos diptongos de un sonido mixto y ambiguo, como en éstas: jeu, bœuf, orgueil, yeux, bruit, joindre, cuyas pronunciaciones son en extremo incómodas y desagradables para el canto. A todo esto se agrega en favor del Castellano, que de aquellas cinco vocales perfectas, las mas frequentes en él son cabal-

<sup>\*</sup> Aun es de advertir que la X gutural en los finales de estas voces pierde gran parte de su dureza, segun lo observa la Real Academia Espafiola en su tratado de Ortografía, pag. 81. de la edicion de 1770.

mente la A y la O, que se aventajan en sonoridad á las demás.

Otra observacion no ménos importante es que en este idioma no domina con exceso consonante alguna defectuosa que pueda molestar los oidos; pues la que se halla mui repetida, particularmente en las terminaciones plurales, es la S; y ésta no sólo adquiere bastante variedad con la diversa inflexíon en AS como Poetas, en ES como felices, y en OS como doctos, sinó que da al lenguage una dignidad magestuosa, comparable á la del Griego, y admirada de múchos, principalmente del sabio Isaac Vosio \* en su tratado De Poematum cantu et viribus rythmi.

Por otra parte es preciso confesar que la pronunciacion que en Castellano damos siempre á la J, y algunas veces tambien á la G y á la X, es verdaderamente áspera como heredada de los Arabes; no obstante que los que hablan bien en Castilla y otras Provincias, la suavizan múcho, haciéndola gutural, y nó broncamente aspirada, como se acostumbra en Andalucía. Pero estas letras, que de todos modos son contrarias al buen cantar, no reinan tánto en nuestro idioma que no pueda el Poeta á costa de algun estudio evitarlas, ó á lo ménos no valerse de ellas mui á menudo; debiendo reservarlas principalmente para algunas expresiones fuer-

<sup>\*</sup> Pag. 55. Fastum et ingenitam Hispanorum gravitatem horum quoque inesse sermoni facile quis deprehendat, siquis crebram repetitionem litterae A, vocalium longe magnificentissimae, ac ita prolixa illorum spectet vocabula. Sed et crebra finalis clausula O vel OS grande quid sonat.

tes que requieran palabras nerviosas y algo duras, quales son arrojo, coraze, enojo, cruxe, &c. en cuyo caso el defecto se convierte en gracia. Y aun quando se quiera usar con la J todo el rigor posible, nadie dudará que es fácil escribir arias Castellanas sin vocablo alguno en que éntre aquella letra, si se reflexîona que tenemos escritas cinco Novelas en cada una de las quales falta una de las cinco vocales, que son infinitamente mas precisas que ninguna consonante : ademas de que, leyendo qualquier libro Castellano, se advierte que suelen pasarse párrafos enteros sin que se tropiece \* con la J. No es tan fácil de evitar en la lengua Francesa el sonido de las vocales que llaman nasales á causa de que su pronunciacion sale más por la nariz que por la boca: vicio mui fastidioso en el que habla, y absolutamente intolerable en el que canta. Dominan con tal frequencia estas nasales en aquel idioma, que apénas pueden leerse dos versos seguidos en que no se halle algúna; y aun á veces concurren muchísimas inmediatas: de que resulta una monotonía (digámoslo así) gangosa, que no siempre pueden remediar los mas delicados Escritores, aunque conozcan lo desagradable de aquella pronunciacion, ya ridiculizada por Persio en el verso:

Rancidulum qu'ddam balba de nare locutus.

<sup>\*</sup> En todo este párrafo que trata de las letras guturales, no se encuentra ni siquiera úna (á excepcion de las que se citan como exemplo:) y protesta el Autor que esto ha sido efecto de la casualidad, y nó del estudio. Así ha probado prácticamente, sin querer, su proposicion de que la J no es difícil de evitar.

Dicta la buena escuela del canto dos reglas tan naturales como precisas: la úna es abrir bien la boca, y la ótra procurar que la voz se dirija desde los órganos vocales á los labios, y nó á la nariz. Pero si el fruncimiento de boca que piden la E muda, la U Francesa, y los diptongos que de ellas se componen, imposibilitan desde luego la observancia de la primera regla; tambien se oponen directamente á la segúnda aquellas pronunciaciones nasales que se notan, v. g. en estas palabras: chantre, genre, craindre, feindre, fondre, &c. que sólo la costumbre puede hacer tolerables, y que nadie intentaría defender, sinó por capricho, ó ciega parcialidad nacional.

Recapitulando todo lo dicho, hallarémos que el Castellano, como libre de semejantes defectos, y dotado casi de las mismas gracias harmónicas del Toscano, es suave para la Música; lo primero por la abundancia de vocales; lo segundo por la sonoridad de ellas; lo tercero porque sus dicciones terminan regularmente en consonantes apacibles y sencillas, excluyendo las ásperas y dobles; y lo quarto porque no tiene indispensable necesidad de usar con freqüencia aquellas letras que por sí son duras, y desdicen de un idioma tan agradable.

Así como se ha probado con el êxámen precedente la suavidad que en el Castellano se admira, tambien quedará probada su variedad, si demostramos las diferencias que en sus palabras resultan, yá séa del número de sílabas, yá de la colocacion de acentos, y yá de la

XXXVI.

multitud de terminaciones diversas.

Hai, pues, en nuestro idioma no pocas dicciones monosílabas, como fe; de dos sílabas, como dulce; de tres, como sonoro; de quatro, como cristalino; de cinco, como encantadora; de seis, como agradecimiento; de siete, como connaturalizado; de ocho, como indeliberadamente; de nueve, como experimentaríamoslo; de diez, como desapacibilísimante, ó desinteresadísimamente; y aun de once, como imposibilitaríamostelo: siendo, por fortuna, las mas abundantes las de dos, tres y quatro sílabas, que con mayor comodidad se adaptan al metro. De la acertada combinacion de semejantes palabras, dilatadas, ó breves, se origina la variedad que requiere el número poético; y ninguna disculpa tiene quien no la observe en una lengua como la Castellana.

Contribuye mui señaladamente á lo mismo la diversa colocacion de los acentos, pues podemos acentuar las voces hasta de cinco modos: en la sílaba última, como cantará, termino, celebré; en la penúltima, como cantára, termino, celébre; en la antepenúltima, como cántara, término, célebre; en la que precede á la antepenúltima, como figúrasete, olvídaseme, mandándoseles, perdonamelo; y (lo que es más) en la anterior á la que precede á la antepenúltima, como diéramossele, pagáramostela, dábamosselo; de suerte que esta palabra se pudiera pronunciar de quatro maneras: dabamosselo, dabamossélo, dabamosselo, y dabámosselo; pero nada significa, si no se pronuncia de la quinta manera con el acento en la primera sílaba: dábamosselo.

A esta diversidad en la acentuacion deben las voces Castellanas un artificioso ritmo ó medida que pueden envidiar aquellas lenguas cuya prosodia uniforme y limitada merece con razon llamarse anti-musical. En el idioma Frances, á excepcion de los vocablos en cuya última sílaba hai E muda ó femenina, ninguno se encuentra cuyo final sea breve, y cuyo acento cargue sobre la penúltima sílaba: y así, por exemplo, quando nosotros pronunciamos Etna, Tisbe, cero, tribu, volátil, consul, êxamen, canon, cancer, Néstor, Céres, Filis, Colcos, &c. pronuncian los Franceses Etná, Thisbé, zero', tribú, volatíl, consúl, examén, canón, cancér, Nestor, Cerés, Phyllis, Colchos. Carece tambien aquella lengua de voces exdrúxulas; pues en ella se pronuncia, v.g. numero, operá, Caligulá, Tripolí, &c. en lugar de número, opera, Calígula, Trípoli, que pronuncian Españoles é Italianos. Los mismos Franceses no pueden ménos de lamentarse. de que padezca estos y otros defectos en la parte de la harmonía una lengua adornada de bastantes prendas en lo demás, y que por los buenos libros escritos en ella ha merecido extenderse mas que ninguna de las vivas. Con tódo, Mr. Burette, ofendido de que Isaac Vosio hubiese afirmado \* que no había en ella vocablo alguno que formase un esdruxulo, ó pie dáctilo, quiso defender que lo eran las palabras quantité, fermeté, &c. á cu-

<sup>\*</sup> De Poëmatum cantu et viribus rythmi, pag. 56. In lingua Gallorum illud imprimis notatu dignum quod nullum in hac vocabulum trisyllabum reperiatur quod dactylum constituat. Tota pene Gallorum lingua constat ex Iambis et Anapaestis.

XXXVIII.

yo evidente error satisfizo mui bien el Abate D. Antonio Eximeno, Español, en su obra Italiana intitulada Dell'origine, e delle regole della Musica, part. II. lib. III. cap. I. donde discurre acertadamente sobre el estado de las lenguas Européas, y funda su opinion de ser el idioma Castellano el mas adequado para la Música, despues del Toscano.

Pero en nada se ostenta mas prodigiosa la variedad de nuestra lengua que en la multitud de terminaciones; pues contándolas desde la sílaba en que carga el acen-. to, tiene cerca de tres mil y novecientas, segun ha averiguado el Autor de este Poema, formando para ello una larguísima lista de voces, tódas corrientes en Castellano, y de diversa terminacion, de modo que ninguna de ellas es consonante de ótra. \* Algunas más hallaría, sin duda, quien se dedicase á apurar con mayor prolixidad este punto, que á múchos parecerá de poca importancia; y aunque es sumamente diminuta la Silva de consonantes, ó Rimario que se ha estampado al fin del Arte poética Española de Juan Diaz Rengifo, basta contar las fuentes de consonantes que allí se proponen, para colegir quan singular es la riqueza de nuestro idioma en esta parte, y quánto debe influir en las sonoras combinaciones del número poético la increible diversidad

<sup>\*</sup> No se han incluido en esta lista las terminaciones esdrúxulas, que acrecentarían casi una tercera parte el número de las agudas y graves. Qualquiera se hará cargo de que lira, dirá y sátira son tres terminaciones diferentes, aunque tódas concluyen con las mismas tres letras. El Autor está pronto á manifestar á qualquier Curioso la mencionada lista en que funda su asercion.

de las sílabas finales, que da á las cláusulas una expresion siempre nueva.

Sirvan las proposiciones aquí apuntadas ( y que pudieran desentrañarse más, si la ocasion lo permitiera) para que tengamos á la lengua Castellana en el concepto de suave, de varia, y por consiguiente de harmoniosa. ¡Oxalá que así como hai en ella esta favorable disposicion para el canto, hubiese el necesario estudio y delicadeza en los Ingenios que escriben poesías para poner en Música! Prescindiendo de la invencion nada ingeniosa, de la incongruencia de los pensamientos, de la baxeza y desaliño del estilo, y de las impropiedades de la locucion ¡qué censura no merecen, sólo por la falta de dulzura métrica, muchas letras que hoi se cantan! En ninguna especie de versos es ménos disimulable qualquier descuido contrario á la grata sonoridad, que en los que se destinan para la Música; y en ningúna está mas obligado el Poeta á evitar yá el encuentro de consonantes desapacibles, particularmente de las JJ y las RR, yá los hiatos, yá las violentas contracciones de las vocales, yá los finales asonantados \* y uniformes, quando el metro no los requiere, ó yá, en fin, la

A<sub>2</sub>

<sup>\*</sup> Para probar la de'icadeza del oido de los Españoles basta saber que aun en la prosa les ofende el mero asonante, quando se halla en palabras que terminan el sentido de frases poco distantes únas de ótras. No podrán comprehender esto los Estrangeros que ignoran lo que es asonante, y la razon por qué agrada en nuestros versos, usándole oportunamente, y segun reglas ya establecidas, las quales son peculiares y privativas del arte métrica Española.

# now. alfred B. Willer dedit.

XL.

acumulacion de dicciones agudas que no vayan discretamente mezcladas con las breves.

Pero es inútil toda la diligencia del buen Versificador, si el Compositor músico no atiende al sentido de
la letra, si la trunca, si quebranta su natural prosodia,
si la confunde con demasiado acompañamiento, si la
hace lánguida con las importunas repeticiones, y si por
acreditarse de inteligente en las abusivas licencias del
contrapunto, dispone que en las composiciones á muchas voces unos Executores canten unas palabras miéntras los demás cantan ótras; que es el modo de que nada
se entienda.

Y aun precaviendo el Autor de la Poesía y el de la Música aquellos y estos inconvenientes, todavía se aventura el acierto, si el Cantor no contribuye por su parte con una pronunciacion clara y expresiva. Sólo quando se ayudan igual y mutuamente el Poeta, el Compositor y el Executor, se logra aquel admirable efecto que debe producir la Música vocal; siendo mui de creer que á este importante esmero se debieron en gran parte los prodigios que nos refieren de la de los Griegos. Y á la verdad ¡ quan pocas veces oimos distintamente la letra de una aria! Casi siempre es la Poesía esclava de la Música, llevándose toda la atencion el ruido, ú el sonsonete, de manera que, aunque en lugar de una mui buena letra se substituya ótra mui mala, el efecto suele ser el mismo: lo qual nunca debiera suceder, si el Compositor dexase lucir al Poeta, y el Cantor no quitase la expresion á ámbos.











